

BIBLIOTECA POETICA







GARNIER HERMANOS
PARIS



# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

869.1 P46 v.1 Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

University of Illinois Library

| · 3 · 2. |      |                                         |
|----------|------|-----------------------------------------|
|          |      | -                                       |
| MAY I    | 1953 | -                                       |
|          |      |                                         |
|          |      | -                                       |
|          | _    |                                         |
|          |      |                                         |
|          |      | 1                                       |
|          |      | # 3 % % % % % % % % % % % % % % % % % % |
| ·        |      | i                                       |
|          |      |                                         |
|          |      |                                         |
|          |      |                                         |
|          | v =  | L161—H41                                |



## HOGAR Y PATRIA







JUAN DE DIOS PEZA

Man de Dros Pera.

## POESIAS COMPLETAS

DE

JUAN DE DIOS PEZA

Unica colección autorizada por el Autor

## HOGAR Y PATRIA



PARÍS

CASA EDITORIAL GARNIER HERMANOS

6, Rue des Saints-Pères, 6

· 47 - \$ . · ·

869. P46 Méries 28 de Euro de 1890 Tres Garnier hermans Paris Muy Seriores muos Autoriro a ustedes para hacer una ldeción Com pleta de mis poessas bajo et orden que verbalmente Indique à su Consissonado La obra que uiteres publiquen derá la unica diripida y arreglada por mi, pues todas las ediciones que hasta la fecha de

518604

han hecho di mis versos en otros paises y en el mio, mi me fuerou consultadas a du debid trempo, ni han sido autorizadas previamente mi obedeien å un plan que sea de mi agrado Soy de ustedes afuro y seguro servidor Man de Dros Pera

# CANTOS DEL HOGAR



#### A MIS HIJOS

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN, MARGARITA Y JUAN

#### Hijos mios:

No estáis todavia capaces de encontrar en estos versos lo dulce, lo amargo, lo sentimental y lo filosófico que en ellos pueda encerrarse. Os escucho leerlos, pero sé que no los descifráis, porque aun no es tiempo, con la fría serenidad de la razón madura.

Guardadlos para más tarde; dejad que corra el tiempo, y ya vendrá un día en que á la sombra de mis canas ó en frente de mi tumba, entendáis y estiméis todo lo que esta inmensa pasión por vosotros me arrancó del alma, lo puso en mi pluma y lo dejó para siempre grabado en estas pobres hojas que pongo en vuestras manos.

¿Cómo habréis de leer estos versos cuando seáis ióvenes y cuando lleguéis á viejos? ¡ Ay de mí que lo sé demasiado!

Siempre con las lágrimas en los ojos, porque estos versos son amor, y el amor se nutre con llanto.

¡Ojalá que sean estas hojas el lazo que una intimamente vuestras almas, que os estreche en ternura y en respeto mutuo, y que os haga amaros en mi memoria mientras viváis sobre la tierra!

No sé si he sufrido ni si he llorado; pero os juro por la santa memoria de vuestro noble abuelo, que sé que os amo con todas las fuerzas de mi alma, y que con ellas pido al cielo vuestro bienestar en el mundo.

1 Creed, amad, esperad !

¡Ojalá que pudiera yo estar á vuestro lado todo el tiempo que vais á retener en la memoria los versos de este pobre libro!

Queden con sus páginas entre vosotros, el amor y las bendiciones que en cada instante os consagra vuestro padre.

JUAN DE DIOS PEZA.

## A JUAN DE DIOS PEZA

DESPUÉS DE HABER LEÍDO ALGUNAS COMPOSICIONES SUYAS, PUBLICADAS CON EL MODESTO TÍTULO DE « ALGUNOS VERSOS. »

> En un libro sin pompa ni jactancia, Joya de la más tierna poesía, De los Dioses regalas la ambrosía Y el suave néctar que tu genio escancia.

Impregnado de biblica fragancia Llena el hogar de encanto y alegría: Es todo un corazón cada armonia, Un pedazo de cielo cada estancia.

Al acercarse mi postrer momento De abandonar la vida transitoria, Lenitivo será de mi tormento.

Y á mis hijas, mostrándoles la gloria, Les diré al exhalar mi último aliento: Aprended este libro de memoria.

J. BLENGIO.

Campeche, 1885.

## A JUAN DE DIOS PEZA

Entre tanta belleza y galanura De tus cantos, riquisimo elemento, Brilla como una joya el pensamiento, Iluminado por la fe más pura.

Derraman à torrentes la dulzura, Rebosan la bondad y el sentimiento; Y si expresan amargo sufrimiento, Embarga al corazón tanta ternura.

Y à través de la forma y del aliño, En tu libro se mira à cada instante, Entre los rasgos de filial cariño

Y en el sublime amor de padre amante, Que tienes para amar, alma de niño; Para sufrir, aliento de gigante.

J. RAFAEL FRANCO.

## CANTOS DEL HOGÁR

#### MI PADRE

Yo tengo en el hogar un soberano, Único á quien venera el alma mía; Es su corona de cabello cano, La honra su ley y la virtud su guía.

En lentas horas de miseria y duelo, Lleno de firme y varonil constancia, Guarda la fe con que me habló del cielo En las horas primeras de mi infancia.

La amarga proscripción y la tristeza En su alma abrieron incurable herida; Es un anciano, y lleva en su cabeza El polvo del camino de la vida.

Ve del mundo las fieras tempestades. De la suerte las horas desgraciadas, Y pasa, como Cristo el Tiberiades, De pie sobre las ondas encrespadas. Seca su llanto, calla sus dolores, Y sólo en el deber sus ojos fijos, Recoge espinas y derrama flores Sobre la senda que trazó a sus hijos.

Me ha dicho: « A quien es bueno, la amargura Jamás en llanto sus mejillas moja; En el mundo la flor de la ventura Al más ligero soplo se deshoja.

- » Haz el bien sin temer el sacrificio, El hombre ha de luchar sereno y fuerte, Y halla quien odia la maldad y el vicio Un tálamo de rosas en la muerte.
- \* Si eres pobre, confórmate y sé bueno; Si eres rico, protege al desgraciado, Y lo mismo en tu hogar que en el ajeno Guarda tu honor para vivir honrado.
- » Ama la libertad, libre es el hombre Y su juez más severo es la conciencia; Tanto como tu honor guarda tu nombre, Pues mi nombre y mi honor forman tu herencia. »

Este código augusto, en mi alma pudo Desde que lo escuché, quedar grabado; En todas las tormentas fué mi escudo, De todas las borrascas me ha salvado. Mi padre tiene en su mirar sereno Reflejo fiel de su conciencia honrada; ¡Cuánto consejo cariñoso y bueno Sorprendo en el fulgor de su mirada!

La nobleza del alma es su nobleza; La gloria del deber forma su gloria; Es pobre, pero encierra su pobreza La página más grande de su historia.

Siendo el culto de mi alma su cariño, La suerte quiso que al honrar su nombre, Fuera el amor que me inspiró de niño La más sagrada inspiración del hombre.

Quiera el cielo que el canto que me inspira Siempre sus ojos con amor lo vean, Y de todos los versos de mi lira Éstos los dignos de su nombre sean.

#### A MIS HIJAS

Mi tristeza es un mar; tiene su bruma Que envuelve densa mis amargos días; Sus olas son de lágrimas; mi pluma Está empapada en ellas, hijas mías.

Vosotras sois las inocentes flores
Nacidas de ese mar en la ribera;
La sorda tempestad de mis dolores
Sirve de arrullo á vuestra edad primera.

Naci para luchar; sereno y fuerte Cobro vigor en el combate rudo; Cuando pague mi audacia con la muerte, Caeré cual gladiador sobre mi escudo

Llévenme así à vosotras; de los hombres Ni desdeño el poder ni el odio temo; Pongo todo mi honor en vuestros nombres Y toda el alma en vuestro amor supremo. Para salir al mundo vais de prisa ¡Ojalá que esa vez nunca llegara! ¡Pues hay que ahogar el llanto con la risa; Para mirar al mundo cara á cara!

No me imitéis à mi : yo me consuelo Con abrir mas los bordes de mi herida; Imitad en lo noble à vuestro abuelo : ¡Sol de virtud que iluminó mi vida!

Orad y perdonad; siempre es inmensa Después de la oración la interna calma Y el ser que sabe perdonar la ofensa Sabe llevar á Dios dentro del alma.

Sea vuestro pecho de bondades nido, No ambicionéis lo que ninguno alcanza, Coronad el perdón con el olvido Y la austera virtud con la esperanza.

Sin dar culto à los frivolos placeres Que la pureza vuestra frente ciña, Buscad alma de niña en las mujeres Y buscad alma de ángel en la niña.

Nadie nace à la infamia condenado, Nadie hereda la culpa de un delito, Nunca para ser siervas del pecado Os disculpéis clamando: estaba escrito. ¿Existir es luchar! No es infelice Quien luchando, de espinas se corona; Abajo, todo esfuerzo se maldice, Arriba, toda culpa se perdona.

Se apaga la ilusión cual lumbre fatua Y la hermosura es flor que se marchita; La mujer sin piedad es una estatua Dañosa al mundo y del hogar proscrita.

No fijéis en el mai vuestras pupilas Que vibora es el mal que todo enferma, Y haced el bien para dormir tranquilas Cuando yo triste en el sepulcro duerma.

Nunca me han importado en este suelo Renombre, aplausos, oropeles, gloria: Procurar vuestro bien, tal es mi anhelo; Amaros y sufrir tal es mi historia.

Cuando el sol de mi vida tenga ocaso Recordad mis consejos con ternura, Y en cada pensamiento, en cada paso, Buscad à Dios tras de la inmensa altura.

Yo anhelo que, al morir, por premio santo, Tengan de vuestro amor en los excesos; Las flores de mi tumba vuestro llanto, Las piedras de mi tumba vuestros besos.

#### A MI HIJA CONCHA

Hija ven à besar la augusta mano Que en el desierto mundanal me guia: Sé amante y tierna con el noble anciano Culto y sostén de la existencia mía.

Le debo cuanto soy, él ha sentido Más que yo mis venturas, mis dolores; Por él, sólo por él, siempre han tenido Luz mi cerebro y mi camino flores.

À su frente de canas coronada Da tus ósculos llenos de inocencia; Nunca su frente encontrarás manchada, Limpia como el cristal es su conciencia.

Él, en el fondo del hogar callado, Con dulce paz, con celestial cariño, Me enseño á ser prudente, á ser honrado Desde mis horas cándidas de niño. Cuando en las luchas torpes y mundanas Me mira desmayar sin fe y sin brio, Me escuda con la sombra de sus canas Y me dice; levantate, hijo mio.

Ámalo; forma el sin igual tesoro De mi existencia dolorosa y triste, Es mi humana deidad á quien adoro Con más amor desde que tú naciste.

Los afanes constantes y prolijos Que un padre tierno con su amor encierra, No los podemos comprender los hijos Hasta que somos padres en la tierra.

Yo que siempre le amé, siento que ahora Le adoro más y para ti reclamo Saberte adorar yo como me adora, Que me sepas amar como le amo.

Alguna vez sabrás sin que te asombre, Cuántos dolores calla, cuántas penas; Ámalo más que á mi... suyo es tu nombre, Coma es suya la sangre de mis venas.

Cuando à Dios reces con amor profundo; Áy! por él y por mí pidele al cielo; Qué fueras tú sin padre en este mundo, Ni qué fuera tu padre sin tu abuelo!

¡Si eres tu mi esperanza más hermosa, Si él es mi religión, mi fe, mi abrigo, Que siempre amparen tu niñez dichosa Sus canas que con lágrimas bendigo!

### FUSILES Y MUÑECAS

#### CUADRO REALISTA

Juan y Margot, dos ángeles hermanos Que embellecen mi hogar con sus cariños. Se entretienen con juegos tan humanos Que parecen personas desde niños.

Mientras Juan, de tres años, es soldado Y monta en una caña endeble y hueca, Besa Margot con labios de granado Los labios de cartón de su muñeca:

Lucen los dos sus inocentes galas, Y alegres sueñan en tan dulces lazos: Èl, que cruza sereno entre las balas; Ella, que arrulla un niño entre sus brazos.

Puesto al hombro el fusil de hoja de lata, El kepis de papel sobre la frente, Alienta al niño en su inocencia grata El orgullo viril de ser valiente. Quizá piensa, en sus juegos infantiles, Que en este mundo que su afán recrea. Son como el suyo todos los fusiles Con que la torpe humanidad pelea.

Que pesan poco, que sin odios lucen, Que es igual el más debil al más fuerte, Y que, si se disparan, no producen Humo, fragor, consternación y muerte.

¡Oh misteriosa condición humana! Siempre lo opuesto buscas en la fierra: Ya delira Margot por ser anciana, Y Juan que vive en paz, ama la guerra.

Mirándoles jugar me aflijo y callo: ¿Cuál será sobre el mundo su fortuna? Sueña el niño con armas y caballo, La niña con velar junto á la cuna.

El uno corre de entusiasmo ciego, La niña arrulla á su muñeca inerme, Y mientras grita el uno: FUEGO, FUEGO, La otra murmura triste: DUERME, DUERME.

A mi lado ante juegos tan extraños
Concha, la primogénita, me mira:
¡Es toda una personna de seis años
Que charla, que comenta y que suspira!
POESÍAS COMPLETAS. — TOMO 1.

¿Por qué inclina su lánguida cabeza Mientras deshoja inquieta algunas flores? ¿Será la que ha heredado mi tristeza? ¿Será la que comprende mis dolores?

Cuando me rindo del dolor al peso, Cuando la negra duda me avasalla, Se me cuelga del cuello, me da un beso, Se le saltan las lágrimas, y calla.

Sueltas sus trenzas claras y sedosas, Y oprimiendo mi mano entre sus manos, Parece que medita en muchas cosas Al mirar como juegan sus hermanos.

Margot que canta en madre transformada, Y arrulla á un hijo que jamás se queja, Ni tiene que llorar desengañada, Ni el hijo crece, ni se vuelve vieja

Y este guerrero audaz de tres abriles Que ya se finge apuesto caballero, No logra en sus campañas infantiles Manchar con sangre y lágrimas su acero.

¡ Inocencia! ¡ Niñez! ¡ Dichosos nombres! Amo tus goces, busco tus cariños; ¡ Cómo han de ser los sueños de los hombres, Más dulces que los sueños de los niños! ¡Oh mis hijos! No quiera la fortuna Turbar jamás vuestra inocente calma, No dejéis esa espada ni esa cuna: ¡Cuando son de verdad matan el alma!

#### D

#### MI MEJOR LAURO

Con sus seis primaveras muy ufana, Quebrando con sus pies las hojas secas, Me recitó en el campo una mañana Mi hija mayor: FUSILES Y MUÑECAS.

Repitiendo mis versos no sabía Que colmaba el mayor de mis antojos; No me culpéis si oyéndola sentía Lágrimas en el alma y en los ojos.

¡Bien! exclamé, mi niña me interpreta Mejor que todos aunque á nadie cuadre : Yo juzgarla creí como poeta, Y la estaba juzgando como padre.

Llegó á la estroía aquella en que la nombro Y bajando hacia el suelo la mirada, Vi de pronto ponerse, con asombro, Su faz, más que una fresa, colorada. ¿ Por qué ya nada de tu labio escucho?
Y ella me respondió, dándome un beso:

— Me callo aquí, porque te quiero mucho.

Nada valdrá tan cándida respuesta Para el que en altas concepciones fijo, Medir no pueda, en ocasión cual ésta, Abonde alcanza el corazón de un hijo.

Puedo deciros la verdad desnuda: Como en mis versos comprendió mi duelo, Por no hacerme sufrir quedóse muda, Por no verme llorar miraba al suelo.

Yo, alabando el poder de su memoria Comprendí, perdonadme lo indiscreto, Que los mejores lauros de la gloria Son los que se cosechan en secreto.

Vale más á mis ojos, siempre fijos En la eterna verdad no en falsos nombres, La lágrima arrancada por mis hijos Que todos los aplausos de los hombres,

Negó á mi numen su fulgor el genic, En el drama veraz de mis dolores El fondo de mi hogar es el proscenio Y mi padre y mis hijos los actores. No busco un lauro que mi frente ciña Ni pide aplausos mi laúd ingrato; Pero... ¿ por qué me olvido de la niña Que suspendió turbada su relato?

Pronto volvió su faz à estar serena Y à brillar en sus labios la sonrisa, Porque el placer lo mismo que la pena Pasan sobre los niños muy de prisa.

— Tus versos voy à continuar diciendo — Y con más firme voz, soltose hablando; Inocente! los dijo sonriendo Y entonces yo los escuche llorando.

Al terminar, sintiendo hecho pedazos Por el dolor mi corazón ardiente, Me interrogó cruzándose de brazos Y mirándome el rostro frente á frente.

— ¡Ay! dime padre, cuando tu escribiste Los mismos versos que de oírme acabas ¿Por qué estabas mirándonos tan triste? Al mirarnos jugar ¿en qué pensabas?

Y ¿por qué? — respondí — tan preguntona Indagas los misterios de mi lira? — Porque soy, tú lo has dicho, una persona Que charla, que comenta y que suspira.

- ¡Brava razónl ¡Confórmame con eso! ¿No eres la que, si el duelo me avasalla, Se me cuelga del cuello, me da un beso, Se le saltan las lágrimas y calla?
- ¡Yo soy! ¡yo soy! me contestó orgullosa, Y haciéndome olvidar penas y agravios, Se me colgó del cuello cariñosa, Cerró sus ojos y besó mis labios.

Corrió alegre después tras otros niños,

Quebrando con sus pies las hojas secas

Y dejándome besos y cariños

En premio de fusiles y muñecas

## CÉSAR EN CASA

Juan. aquel militar de tres abriles, Que con gorra y fusil sueña en ser hombre, Y que ha sido en sus guerras infantiles Un glorioso heredero de mi nombre;

Ayer, por tregua al belicoso juego, Dejando en un rincón la espada quieta, Tomó por voluntad, no á sangre y fuego, Mi mesa de escribir y mi gabeta.

Allí guardo un laurel, y viene al caso Repetir lo que saben mil testigos: Esa corona de oropel y raso La debo, no á la gloria, á mis amigos,

Con sus manos pequeñas y traviesas, Desató el niño, de la verde guía, El lazo tricolor en que hay impresas Frases que él no descifra todavía. Con la atención de un ser que se emociona Miró las hojas con extraño gesto, Y poniendo en mis manos la corona, Me preguntó con intención: — « ¿ Qué es esto?»

- « Esto es repuse el lauro que promete La gloria al genio que en su luz inunda...
  - «¿Y tú por que lo tienes? »

- Por juguete

Le respondió mi convicción profunda.

Viendo la forma oval, pronto el objeto Descubre el niño, de la noble gala; Se la ciñe, faltándome al respeto, Y hecho un héroe se aleja por la sala.

¡ Qué hermosa dualidad! Gloria y cariño Con su inocente acción enlazó ufano, Pues con el lauro semejaba el niño Un diminuto emperador romano.

Hasta crei que de su faz severa Irradiaban celestes resplandores, Y que anhelaba en su imperial litera Ir al Circo á buscar los gladiadores.

Con su nuevo disfraz quedé asombrado (No extrañéis en un padre estos asombros), Y corri por un trapo colorado Que puse y extendi sobre sus hombros. Mirélo así con cándido embeleso, Me transformé en su esclavo humilde y rudo, Y — «¡Ave, César! » — le dije, dame un beso, ¡Yo, que muero de penas, te saludo! »

— « ¿César? » — me preguntó lleno de susto, Y yo sintiendo que su amor me abrasa, — « ¡César! » — le respondí — « ¡César augusto De mi honor, de mi nombre y de mi casa! »

Quitéle el manto, le volvi la espada, Recogi mi corona de poeta, Y la guardé, deshecha y empolvada, En el fondo sin luz de mi gabeta.

# MI HIJA MARGOT

Tiene Margot un niño á quien adora, Que no nació entre lágrimas y males, Pues se lo dió de cuelga una señora Que lo compró de lance en veinte reales.

No hay un cariño igual á ese cariño Reflejo fiel de abnegación sincera, Pues ni lo entiende ni lo paga el niño Que le dice mamá y es de madera.

Sin temor de que enferme ó que se pierda, La madre sabe, de contento loca, Que el niño si le tiran de una cuerda, Llora, abriendo los ojos y la boca.

¡Si la vierais en horas sosegadas Con qué ternura maternal lo viste, Y con qué melancólicas miradas Se fija en él cuando lo juzga triste!

- « ¿Que tienes le pregunta niño mio? »
- « ¡ Más bonito que tú no habrá ninguno! »
- « No llores... ¿tienes hambre? ¿tienes frío?
- « Duerme mientras te traigo el desayuno. »

Y lo acuesta en su lecho, allí lo abriga, Bajo sus mismas sábanas lo arropa, Y corre por la leche y por la miga Para darle en los labios sopa á sopa.

Que no las toma el niño es cosa clara, Pero aqui la intención salva un abismo; Margot en tal desaire no repara, Pues ella se las come y es lo mismo.

Margot junto à mi padre dulce y quieta, Era siempre su encanto y su consuelo, Y yo vi alguna vez, frente à la nieta, Làgrimas en los ojos del abuelo.

- « Estos juegos me dijo causan frio,
- » No sé ni que revelan ni que indican,
- » ¡Hacen cosas los niños, hijo mio.
- » Que ni los grandes sabios las explican!
  - » ¡Cuanto Margot à la virtud promete!
- » Mira... en su niño están sus ojos fijos...
- » ¡Avergüenza esta madre de juguete
- » Á los monstruos que olvidan á sus hijos! »

Mientras yo silencioso meditaba, Margot, que cuenta cuatro primaveras, Para dormir al niño lo arrullaba Como arrullan las madres verdaderas

#### BEBE

Cuenta Bebé dos meses no cumplidos, Pero burlando al tiempo y sus reveses, Como todos los niños bien nacidos Parece un señorón de veinte meses.

Rubio, y con ojos como dos luceros, Lo vi con traje de color de grana En un escaparate de *Plateros* Un domingo de Pascua en la mañana.

Iban conmigo Concha y Margarita, Y al mirarlo las dos, ambas gritaron: « ¡Mira, padre, qué cara tan bonita! » Y trémulas de gozo me miraron.

¿ Quién al ver que en sus hijas se subleva La ambición de adueñarse de un muñeco, No se siente vencido, cuando lleva Dos duros en la bolsa del chaleco? Ha vencido pensé: si está comprado, Y como es natural tiene otros dueños, Mis hijas perderán el encantado Palacio de sus mágicos ensueños.

Pero movido el paternal cariño, Entré à la tienda à realizar su antojo, Y dije al vendedor: « Quiero ese niño De crenchas blondas y vestido rojo ».

Abrió entonces la alcoba de cristales, Temó à Bebé, lo puso entre mis manos, Y convirtió à mis hijas en rivales Porque el amor divide à los hermanos.

« Para mi » — Concha me grito importuna, « Para mi » — me gritaba Margarita, Y yo les grité al fin : « para ninguna » Con la seca aridez de un cenobita.

Reinó un silencio entre las dos profundo, Y yo recordé entonces conturbado Este axioma tristisimo del mundo: « Ser rival es odiar y ser odiado. »

Y así pensé: no debo en corazones Que de la vida llaman á la puerta, Encender con el celo esas pasiones. Que el odio atiza y el rencor despierta. La historia del amor con dos premisas lguala à la mujer y no os asombre; ¡Un muñeco en la edad de las sonrisas, Y en la edad de las lágrimas un hombre!

## REYERTA INFANTIL

¿ Quieres averiguar, lector paciente, Si tiene la niñez principios fijos? Ven à escuchar el diálogo siguiente Que aquí sostienen con calor mis hijos

Concha tiene seis años; Margarita Los cinco va à cumplir; Juan tres apenas; Pero ninguno de ellos necesita Fuego en el pensamiento ni en las venas.

Lo tienen y de sobra: su lenguaje Lo hallarás infantil, mas nunca hueco; Hoy discuten los tres, porque les traje Un fusil, un canario y un muñeço.

Á Juan, que quiere ser soldado grave, Armé al fin con un rifle en miniatura; Á mi ambiciosa Concha le di el ave, Y el muñeco á Margot toda ternura. Que Juan dispare en su ilusión más grata, Margot arrulle mientras Concha cuida, Ni el canario es verdad, ni el rifle mata, ¡La ilusión en el alma de la vida!

Como florece el campo en primavera Desborda la niñez en ambiciones; Rifles de cinc y pájaros de cera, Muñecos de cartón: todo ilusiones.

Un niño con una arma entre las manos Y risas de bondad en el semblante, Me recuerda á esos ángeles enanos Que dibujó Doré leyendo el Dante.

Si vierais à mi Juan con su penacho Con barboquejo de velludo cuero, Semejante en lo erizo à su mostacho De infatigable y tosco granadero;

Creyerais que labrada por el arte Era una estatua de arrogancia llena: Un soldado que ha visto à Bonaparte Cruzar los Alpes ó triunfar en Jena.

Yo, mirándolo así, lo aplaudo y callo: En sus hermanas ve gente guerrera; Convierte cada caña en un caballo; Cada silla le sirve de trinchera. Entra por las alcobas victorioso, ¿ Quién lo va á detener? Marte lo inflama; Es la estera su puente, salva el foso Y rinde una ciudad sobre una cama.

Hoy se llena de arrojo y valentia; Margot de compasión, Concha de celo; ¡Qué venturosa edad! Despunta el día; Verde es el campo y transparente el cielo.

- Mira, le dice Concha á Margarita Con la expresión de un celo extraordinario, Esa muñeca tuya tan bonita No vale lo que vale mi canario.
- Mi muñeca es mejor, cierra los ojos,
  Se auerme entre mis brazos, va á la escuela,
  Tiene cabellos rubios, labios rojos...
  Sí, todo lo tendrá, pero no vuela
  - Cambiaremos juguetes...

Noda más con mi niña toda al día

Nada más con mi niña todo el dia.

- Me la das, o te pego...
  - ¿ Qué ? ¿ Te pego ?
- No es tuya nada más. Si, sólo es mía.
- La quiero.
  No me importa.
  Te la quito.
  Yo la defenderé.
  Voy à tomarla.

Ven. — Allá voy. — ¿Me pegas? doy un grito.
Déjamela Margot... — No he de dejarla.

Ya tiene Concha el rostro colorado, Ahoga Margot su llanto en un suspiro, Y entonces Juan, el rifle preparado, Sale y grita à las dos: — Cállense ó tiro.

Callan ambas à un tiempo, como puede Callar cualquiera ante su faz bravia, Y él agrega muy serio, — ¿ Qué sucede? ¡ Yo soy un coronel de artilleria!

Con esta frase que su audacia encierra Vuelve à las niñas bienestar profundo, Que aunque inicuo el derecho de la guerra Aplaça muchas riñas en el mundo.

### LA VELADA

#### A MI HERMANO ERNESTO

En el paterno hogar, pegado al muro Que cierra el fondo del salón oscuro, Pende un cuadro que fuera en otra parte Orgullo del pincel, gala del arte, Si allí no fuera siempre orgullo y gala De nuestro amor filial, no de la sala.

Es un retrato por Clavé pintado, En que aparece al natural sentado En antiguo sillón de terciopelo, Tronco del árbol de mi hogar, mi abuelo.

Cuantos lo ven, peritos ó profanos, Asómbranse del rostro y de las manos, Pues de tal suerte la verdad provocan, Que son ojos que ven, manos que tocan,

en la la companya de la co Erente en que sunde el rayo de la ciencia Las nieves del dolor y la experiencia; Boca en que està sin que los labios abra, Contenica en su vuelo la palabra; Y el experto pincel llegó à tal punto, Tal tono de verdad prestó al conjunto, Que hasta se ve que con impulso leve El cuerpo todo al respirar se mueve.

Una noche de abril limpia y serena,
Entraba el rayo de la luna llena
Hasta envolver en su reflejo grato
El expresivo rostro del retrato,
Y era esa luz de ráfagas tranquilas,
Grana en los labios, fuego en las pupilas,
Y sobre aquella venerable frente
Coronada de canas noblemente,
En tan calladas y apacibles horas
Plata deshecha en hebras voladoras.

Debajo de aquel lienzo venerado
El humilde salón tiene el estrado,
Que si ha sido lujoso en otras eras,
Hoy no tiene tapices ni maderas,
Ni bronces, ni cristal, ni porcelanas;
Al contrario, los muros, las ventanas,
Todo diciendo está con gran tristeza
Que la honradez se premia con pobreza
Y que más vale al ánimo sereno

Desmantelado hogar de virtud lleno, Que entre oro y sedas esconder sin calma En hogar sin amor, cuerpo sin alma.

Un mundo es el hogar do nada es vano, Y un padre es en tal mundo el soberano Que, sin sorda ambición, sin bajo encono, Asienta en la virtud su excelso trono; Un abnegado amor sus actos mide; Para sí nada busca y nada pide, Pues cuanto logra en bienestar y fama Es de los hijos que bendice y ama, Siendo, en Dios y el deber los ojos fijos, Viva imagen de Dios para sus hijos.

¿Quién como un padre nos dará su abrigo? ¿Dónde poder hallar mejor amigo Ni más útil y amante compañero Ni más noble y prudente consejero? Su voz es la más dulce que responde Al amargo dolor que el alma esconde, Y su palabra la mejor egida Para arrostrar las luchas de la vida. Hábil, constante y práctico piloto En negro mar de porvenir ignoto, Él, la nave filial empuja y guía, Y luchando con ella noche y día, Salva abismos, aclara oscuridades, Burla vientos, humilla tempestades,

Y con brujula y luz al puerto avanza... La brujula es la fe; luz la esperanza!

La noche à que en mis versos me refiero, Mi padre, con sorpresa vió el primero (Pues estaba conmigo en el estrado) Que aquel rostro en el lienzo retratado De la luna al reflejo macilento, Iba cobrando vida y movimiento. : Ah! yo le vi después, y estremecido De respeto y pavor, casi al oido Dijele: « Padre, ¿ sueño es lo que veo, O es una realidad? ¿ Miente el deseo? » Volvió otra vez sus ojos al retrato, Y alli los tuvo fijos largo rato... Si algo me respondió no lo recuerdo, De aquel minuto la memoria pierdo; Sólo sé que el salón estaba oscuro, Que la luna, filtrándose hasta el muro, Iluminaba el cuadro en ese instante, Y que en él vi lo que diré adelante.

Vi la apacible faz, la frente cana,
Vueltas cual otro tiempo carne humana;
Vi aquellos ojos humedos moverse,
Vi las hebras de plata estremecerse;
Y en medio de un silencio pavoroso
Reflejo de otro mundo misterioso.
Mi padre y yo, ya tremulos, oimos,

Y en el alma los dos las recogimos, Estas palabras, fuentes de consuelo Que desde el muro pronunció mi abuelo:

« Hijos, yo vivo aun; no soy extraño En vuestro hogar y siempre os acompaño; El alma por la carne revestida Teme dejar los goces de la vida, Pero al romper su tosca vestidura, Ya libre y ya feliz, desde la altura Vela por los que quedan en la tierra Con la miseria y el dolor en guerra. Hoy os habla el espíritu, no el hombre; Guardais con honra limpio vuestro nombre, Y si hay mil que se llaman de igual modo Y alguien arrastra el nombre por el lodo, Ved que siempre es así la historia humana; Lucrecias son la Borgia y la Romana, Y ambas con patria igual, con nombre mismo, Separadas están por un abismo. Os ame como sois, os quiero humanos; Limpias de sangre y cieno vuestras manos; Si sufris, esperad; à todo duelo Dios y el tiempo dan término y consuelo; Con fe y resignación todo se alcanza; Nunca alentéis rencores ni venganza Y cuando halléis un pérfido enemigo, Recordad, para darle su castigo, Que no hay ningún castigo en la existencia

Más duro que la fria indiferencia. Yo ya no moriré; tengo esa vida, Sin miserias, sin llanto, sin medida Que Dios reserva al justo; en ella quiero Veros alguna vez... alli os espero.»

Calló el solemne y desusado acento; La luna se apagó, quejóse el viento. Y nosotros, nosotros aterrados, Juzgando como sueños disipados Tan extraños sucesos, ¡ay! nos vimos, Y mudos de dolor nos despedimos.

¡Oh mi supremo amor! ¡Oh padre mio!
Pende aún sobre el muro tan sombrio
El cuadro que los ojos embelesa;
La luna á veces con amor lo besa
En la callada noche, yo lo miro
Y llorando sin lágrimas suspiro;
La fiebre del pesar quema mis sienes,
¡Oh! ¡mi padre! ¡mi amor! ¿por qué no vienes?
¿No me ves triste y solo y abatido?
¿En dónde, en dónde estás? ¿dónde te has ido?

#### VENID LOS TRES

Venid... venid à mi; triste y cansado La frente inclino mustia y abatida, Venid que por vosotros no he apagado La estéril llama que me da la vida.

Yo por vosotros todo lo desdeño, Aprendo à sonreir para miraros Y mi dolor más grande es muy pequeño Junto à la dicha inmensa de besaros.

Ven mi tierna Margot, tú eres la rosa Que refresca mi espíritu doliente; Estrella de la paz, vierte amorosa Tus ósculos de luz sobre mi frente.

Ven mi Juan, mi esperanza y mi consuelo, En cuyo nombre mi blasón se encierra, Veme con esos ojos de tu abuelo Que tanto me miraron en / tierra, Y tú, mi triste y pálida Maria Que has traducido mi aflicción secreta, Ven á mi corazón, ven hija mía, Y llora sobre mi arpa de poeta.

Ahora que castos sois, porque sois niños, Dadme pureza, ensueños, ilusiones, Quiero hartarme de besos y cariños Y en pago os llenaré de bendiciones.

¡Amadme como os amo! Me habéis dado La paz con vuestros besos de ternura. ¡Si yo viviera siempre á vuestro lado! ¡Si siempre fuerais niños! ¡qué ventura!

### CAMBIO DE NOMBRE

À MI PRIMOGÉNITA

Si amas tanto à la Virgen, hija mia, En tu edad sin doblez y sin engaños, Toma su nombre y llamate « Maria » Lo cual aplaudirán propios y extraños.

Cuando te llamo « Concha », tus sonrojos Hacen que me confunda y que me asombre, Pues muy claro me dices con los ojos; « Yo no vivo contenta con mi nombre. »

Tus razones tendrás y las respeto, Porque yo de tu vida en el camino No indago lo que piensas, lo interpreto; No pregunto que quieres, lo adivino. Estudio en tu inquietud cada deseo, Conozco tus tristezas ignoradas, Y cuanto guardas en el alma leo Lo mismo que en un libro en tus miradas.

No existe para mi dicha ninguna Mayor que aquella que alumbró mi vida En la primera vez que de tu cuna Te alcé en mis brazos, te besé dormida.

Y de mi santo amor en los excesos Viendo en ti de mis dichas el tesoro, Te desperté al rumor de tantos besos Y con el alma te grité: ¡te adoro!

¡Cuántas hermosas noches à tu lado Mirándote dormir pasé las horas, Y cuántas veces ¡ay! me han encontrado De pie junto à tu lecho las auroras!

Los premios à este amor no son escasos;

Dos ha tenido mi pasión suprema:

Una epopeya en tus primeros pasos,

Y en tus primeras frases un poema,

¿Cuál es tu porvenir? Si Dios me diera Poder para mirar futuro día Y tenebroso tu horizonte viera, Llorando, à Dios tu muerte pediría. Tan prematuramente raciocinas

Que en todo buscas manantial de bienes,

Y hoy quieres, para el mundo en que caminas

Otro nombre distinto del que tienes.

¡Oh pura y tierna flor de mis pensiles Que yo temblando de pasión cultivo; Has inundado con tus seis abriles De aroma el mundo en que luchando vivo!

¿Por qué no has de llamarte como quieres? ¡Cesen ya tu ansiedad y tus desvelos; No hay nombre más hermoso en las mujeres Que el nombre de la Reina de los Cielos!

#### MI OASIS

#### A MI HIJA MARÍA

Mirto del deshojado huerto mio Que con ámbar de amor me regeneras Y que en tus nueve tristes primaveras Lágrimas sólo tienes por rocio.

En el sagrario del altar vacio Como vívida luz constante imperas Que fueron tus caricias las primeras, Que ahogar pudieron mi dolor impio.

Primera flor de las amadas flores Que en otro hogar donde el sufrir se olvida Su aroma dan y ostentan sus colores;

En tu corola virginal se anida El más intenso amor de mis amores, La fe que alienta mi angustiada vida.

# MI TALISMÁN

Con los primeros dientes de Maria
Finos, menudos, blancos y brillantes,
Me han hecho un prendedor que no daria
Por otro igual de perlas y diamantes.

Á joya tan humilde como grata Emblema de mis intimas ternuras, La juzgo si la llevo en la corbata El talismán de todas mis venturas.

Nada me importa que á ninguno cuadre Ver cuanto estimo deleznables huesos: Son de una boca que al decirme: ¡padre! Cura mis penas con sus castos besos.

Son de una boca diminuta y bella Más que las rosas fresca y encendida, Basta la miel que se desborda en ella Fara endulzar las horas de mi vida.

POESÍAS COMPLETAS. — TOMO I.

Otros busquen tesoros como Creso; Yo que no espero ni ambiciono tanto, Perlas busco en la boca cuyo beso Es para mí el más puro y el más santo.

Hay quien de cada piedra forme un mito, Quien de culto de Febo á la luz pura, Y quien fabrique un templo de granito Para dar á un monarca sepultura.

Y yo incrusto del oro en la dureza Estos carbunclos de materia humana, Que énvueltos en aliento de pureza Dios engarzó sobre caliente grana.

Cuando llame à las puertas del olvido, Llevarme quiero à la mansión sombria Este alfiler humilde, revestido Con los primeros dientes de Maria.

### « ESTE ERA UN REY... »

Ven mi Juan, y toma asiento En la mejor de tus sillas; Siéntate aqui, en mis rodillas, Y presta atención á un cuento.

Así estás bien, eso es, Muy cómodo, muy ufano, Pero ten quieta esa mano. Vamos, sosiega esos pies.

Éste era un rey... me maltrata El bigote ese cariño. Éste era un rey... vamos niño, Que me rompes la corbata.

Si vieras con qué placer
Ese rey...; Jesús! ¡qué has hecho?
¿Lo ves? en medio del pecho
¡Me has clavado un alfiler!

¿Y mi dolor te da risa? Escucha y tenme respeto: Este era un rey... deja quieto El cuello de mi camisa.

Oir atento es la ley Que à cumplir aqui te obligo. Deja mi reloj... prosigo. Atención: Éste era un rey...

Me da tormentos crueles
Tu movilidad chicuelo,
¿Ves? has regado en el suelo
Mi dinero y mis papeles.

Responde: ¿me has de escuchar? Éste era un rey...; qué locura! Me tiene en grande tortura Que te muevas sin parar.

Mas ¿ ya estás quieto? Sí, sí, Al fin cesa mi tormento... Este era un rey, oye el cuento Inventado para ti...

Y agrega el niño, que es ducho En tramar cuentos á fe:

- « Éste era un rey... ya lo sé
- Porque lo repites mucho.

- » Y me gusta el cuentecito
- » Y mira, ya lo aprendí:
- » Éste era un rey, » ¿no es asi?
- » ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! »

Y de besos me da un ciento. Y pienso al ver sus cariños: Los cuentos para los niños No requieren argumento.

Basta con entretener
Su espíritu de tal modo
Que nos puedan hacer todo
Lo que nos quieran hacer.

Con lenguaje grato ó rudo

Un niño, sin hacer caso,
Va dejando paso á paso
Á su narrador desnudo.

Infeliz del que se escama Con esas dulces locuras; ¡Si estriba en sus travesuras El argumento del drama!

¡Oh Juan! me alegra y me agrada
Tu movilidad tan terca;
Te cuento por verte cerca
Y no por contarte nada.

Y bendigo mi fortuna, Y oye el cuento y lo sabrás:

- « Era un rey à quien jamás » Le sucedió cosa alguna. »

# EL CULTO DEL ABUELO

A MI QUERIDO Y RESPETADO AMIGO ICNACIO M. ALTAMIRANO

Señorona pequeñita,
Mi hechicera Margarita,
Ven aqui;
Mirame, ¿no estás oyendo
Que en la sala están diciendo
Que te pareces á mi?

Y ¿ en qué será? Son tus ejos

Dos luceros, y tus rejos

Labios son

Frescos, lucientes y puros

Como los guindos maduros

Del otoño en la estación.

Será en la color? Tú tienes ne armiño y seda las sienes; Rubia es Tu abundosa cabellera, Tus manos como de cera Y diminutos tus pies.

¿Será en el carácter? Serio
Triste y lleno de misterio
Siempre estoy,
Y tú amable y halagüeña
Y cariñosa y risueña
En tu inocencia eres hoy.

¿En qué, pues, nos parecemos?

En los rostros no tenemos

Nada igual;

Y en las almas, ¡ qué ironía!

Junto á la tuya es la mía

El carbón junto al cristal.

Pero hay algo que guardamos

Los dos y que alimentamos

Al vivir;

Es un amor, es un culto,

En nuestras almas oculto,

Que no puedo describir.

Mi padre, digo, tu abuelo A quien Dios tenga en el cielo, En ti vió Un reflejo de aquel niño, Que al ser padre, con cariño Á su lado te llevó.

Se gozaba en contemplarte
Y recordaba al mirarte
Cada vez,
Las dichas encantadoras
Que tuvo en todas las horas
Fugaces de mi niñez.

Y exclamaba: «¡Pobrecita!

Tan buena mi Margarita,
¡Qué placer!»

Y mirándote perplejo,

Murmuraba: «¡estoy tan viejo

Que no la veré crecer!»

Y se murió. Si te viera '
Tan crecida ¿ qué dijera?

De ti en pos
Andar ágil le vería;
¿ No recuerdas hija mía,
Cuando ibais juntos los dos?

¡Juntos Oriente y Ocaso! Él marchaba paso á paso Tras de ti... Y tú lanzabas un grito:
- «¡Corre, alcánzame, abuelito,
¡Más aprisa... más... así! »

Me parece que le escucho; ¿Te acuerdas? ¿Le quieres mucho? ¿Es fiel Tu memoria y no le olvida? ¿Cada noche, hija querida, Le pides à Dios por él?

Mucho los dos le queremos
Y en esto nos parecemos,
¿No es verdad?
Iguales somos en eso,
Muy iguales... dame un beso
Que suene en la eternidad.

Santo beso que no acaba,
Como aquellos que te daba;
Llegue à Dios
Nuestro llanto y nuestro duelo:
Para llorar por tu abuelo
Somos iguales los dos.

Repitele à tus hermanos Los nobles consejos sanes Que le ol Y llóralo en todas veces. Que al llorarlo te pareces. Te pareces mucho à mi.

#### PATRIA

A MI QUERIDO AMIGO FRANCISCO SOSA

1

Ayer, mi primogénita Conchita,
Alma en flor de mis dulces ilusiones,
Me dirigió una carta que está escrita
Con letras que parecen moscardones.
No falta por supuesto el sobrescrito
Que dice — « Á mi papá, » — yo soy, lo veo;
¡Buen chasco se pegaba el angelito
Si ha mandado su epistola al correo!
Con mucha gravedad he roto el nema
Que, sin seguir la práctica aceptada,
No es monograma, ni blasón, ni lema,
Sino un poco de goma mal untada.
El papel de la carta, maravilla
Por su extraño doblez y su figura,

En sus meiores tiempos fué planilla De un cuaderno segundo de escritura. Doy principio á leer, y no comento: « Mi querido papá, mucho te extraño; Margot está muy gorda y Juan contento Porque ha estrenado al comenzar el año. Te vas à sorprender con su vestido, No te quiero contar, son calzoneras; Su sombrero jarano y le han traído Una de esas pistolas de deveras. No digas que te dije si pregunta Porque si no dirá que soy muy mala, Ven à ver su pistola, si te apunta No te asustes, papá, no tiene bala. Ya no te escribo más; en otro día Seré tan larga como tú lo pides; Adiós papá; bendice á tu María... Post-data: — Mi muneca; no te olvides. »

### II

Al domingo siguiente muy temprano, Tomé asiento en un coche de primera De aquel tren más inglés que mejicano Que lleva á Veracruz, no á la frontera. Dos horas de camino, con el alma Henchida por las gratas impresiones

De una mañana alegre, y à « La Faima » Llego como quien dice en tres tirones, Abandono el wagón y lo primero Que à mi vista en el campo se presenta, Es Juanito vestido de ranchero Tal y como la carta me lo cuenta: Un sombrero jarano con toquilla, Un freno á cada lado por chapeta, Un ancho barboquejo con hebilla, De cuero de venado la chaqueta. Amplia la calzonera y con galana Botonadura; la corbata suelta; Al cinto la pistola en la canana, La mano airosa entre la crin revuelta. Espuelas de Amozoc cuyos pavones Ni el tiempo borra ni el andar maltrata, Ostentando en sus mil incrustaciones Gallardas cifras en bruñida plata. En el sencillo fuste por adorno, Redondos chapetones cincelados, Y de la teja y la cabeza en torno Anchos cercos de plâta repujados. Cubierto el hombro por la manga oscura De paño azul y de olvidada usanza, Con fleco y con galón la embocadura: Fleco que al sol sus esplendores lanza. Y tal me pareció que revivia Con su traje y airoso continente, El tipo que mi ardiente fantasia

Formara en mi niñez de un insurgente. Adelantó el caballo; mezcló un grito De júbilo con una carcajada, Y me puse á mirarle de hito en hito, Fingiendo una sorpresa inesperada.

### III

Después, cuando ya juntos caminamos
Hablábamos los dos de esta manera:
(Antes debo advertir que á lo que hablamos
Puede ó no darle crédito cualquiera.)
—¿Por qué dices, papá, que te parece
Que soy un insurgente? di :¿ qué es eso?
— Te lo voy á explicar, pero merece
Un prólogo de amor, ¿ me das un beso?
Hace ya muchos años... todavía
El abuelito de que fuiste encanto...
—¡Ah!sí; mi papá grande...— No nacía.
—¿Hará como cien años?

— No, no tanto.

Era el año de diez; han trascurrido

Desde entonces acá más de setenta...

— ¿ Serán doscientos años?

— ¡Aturdido! En nombre de tu edad, no hagas la cuenta Hubo por aquel tiempo una gran guerra: Luchaban los de aquí con los extraños Por quitarles el mando en esta tierra, Y fué tan larga que duró diez años. — ¿Y quién ganó por fin?

— Poco me extraña

Esa pregunta de la cual me río;
¡Luchábamos nosotros con España
Y ganamos nosotros, hijo mío!
Pero voy á decirte en breve historia
Cómo tan noble triunfo conseguimos,
Rogándote la guarde tu memoria
Por ser del suelo en que los dos nacimos.
Muy cerca de la hacienda, en aquel llano
La iglesia desde aquí bien se divisa,
Vive un amable cura muy anciano,
Que los domingos viene á decir misa,
¿Ya lo conoces?

— Si.

— Mucho cariño

Te profesa por cierto, el buen abate...

— Si, ¿ no sabes? me llama su buen niño

Y me convida pan y chocolate.

— Pues bien, de igual edad, con los honores

Mismos que él tiene; amado por las gentes,

Hubo un cura en el pueblo de Dolores

Al cual debemos ser independientes.

Era de noble corazón y dijo:

« Cuanto tengo en la tierra y cuanto valgo

Por mi patria lo doy como buen hijo. »

Era aquel cura: ¡Don Miguel Hidalgo! Y sin más que su esfuerzo y su conciencia Que la alta voz del patriotismo escucha, Proclamó sin temor la Independencia, Y antes que nadie se lanzó á la lucha. Muchos le acompañaron, mas la suerte Corresponder no supo à sus desvelos; Por darnos libertad halló la muerte Dejando en su lugar al gran Morelos. Era cura también de pobre aldea, Pero dotôle Dios de tal bravura Que era un rayo de Dios en la pelea El que manso pastor era de cura. Ejércitos formó, rompió murallas, Hizo temblar al enemigo osado, Y en tres años ganó tantas batallas Que el mundo todo lo miró asombrado. - ¿Ese llegó á ganar?

— Dios no lo quiso.

Murió sin desmayar altivo y fiero;

Pero seguir luchando era preciso

Y así para luchar surgió Guerrero.

Hijo del pueblo, ardiendo en sus entrañas

El fuego celestial del patriotismo,

Era un león nacido en las montañas

Que arrulló el huracán sobre el abismo.

Modelo de valor sin arrogancia,

Con un corto puñado de valientes

Ejemplo fué de indómita constancia

Y faro de las tropas insurgentes. ¿Entiendes lo que digo? aquellos bravos Que sin medir peligros, duelos, penas, Le dieron libertad à los esclavos, Rompiendo al oprimido sus cadenas. Aquellos hombres cuyo arrojo fiero Todo lo grande y lo sublime entraña; Sin títulos, ni honores, ni dinero; Sin más cuartel que el llano y la montaña, Que siempre estaban en constante guerra Sufriendo los rigores de la suerte, Sin esperar más premios en la tierra Que eterna cárcel ó afrentosa muerte. Con una manga tosca por abrigo, Con un nombre sin mancha por herencia, Con un caballo por mejor amigo Y por única fe la independencia. Esos que tantos hechos ignorados Nos dejan para asombro de las gentes. Fueron del pueblo libre los soldados Y son los que se llaman insurgentes. Esta tierra que ves y en que tenemos Aire, luz, casa, pan, amor, ventura, A su valor heroico la debemos, Nos la dieron su arrojo y su bravura. Este sol, estos campos, este cielo, Es todo nuestro con su honor ungido: Aqui naciste tú, nació tu abuelo Y nací yo también, es nuestro nido.

Es la gran Madre y Patria se le llama;
Nada en su bien te asuste ni te asombre,
Su amor enciende la divina llama
Que alienta y mueve el corazón del hombre.
Más que en mí, más que en ti, todo el cariño
De que fueres capaz, cifralo en ella,
Y en tu inocente corazón de niño
Brille ese amor como fulgente estrella.

#### IV

Después al terminar nuestra jornada,

Quedéme largo rato pensativo,

Y dije à Juan fijando una mirada

En su semblante alegre y expresivo:

—¿ Ya ves por qué me gustas de ranchero?

Grita cual si te oyeran muchas gentes.

Viva Hidalgo, Morelos y Guerrero!

Y ¡ vivan los soldados insurgentes!

¡ Vivan los soldados insurgentes!

¡ Vivan los soldados insurgentes!

¡ Vivan los conché con embeleso,

Y le dije: pues hemos acabado,

Te daré como epílogo otro beso!

### EL GRAN GALEOTO

Margot está en el balcón Con medio cuerpo hacia fuera; Yo de pie sobre la acera, Dándole conversación.

- Di: ¿Qué quieres, hija mía?
- Irme contigo.

— No puedes; Te mando que en casa quedes

Las niñas salen de día.

- ¿ De noche no?
  - No.
  - ¿Por qué?
- Porque no... ya lo sabrás;
- ¿Pero tú adonde te vas?
- Al teatro y al café.
- ¡Al teatro! ¿Y es bonita
- La comedia?
  - Mucho, si...
- Entonces llévame alli,

### Voy a bajar...

- Margarita!
- ¿Y al caté cuándo te vas?
- Muy tarde, á la media noche.
- Bien, pues iremos en coche,

Así sí me llevarás.

- De noche no puedes ir
- Ni al teatro ni al café...
- ¿ Espantan?
  - No.
    - Pues ¿por qué?
- Porque no puedes salir.
- Pero di: ¿ por qué no puedo?
- Está oscura la ciudad.
- Dices que à la oscuridad Nunca se le tiene miedo.
- Traeré dulces al volver.
- ¿Todos serán para mí?
- Todos.
  - Pero todos?
    - ¡Sí!
- -- ¿ De veras?
  - Todos, mujer.
- Así me quedo contenta.
- Bien, pues entra que hace frio...
- ¿Te vas?
  - Me voy, angel mio,
- Mis dulces...
  - Calla, avarienta.

- ¿ Qué dices?

— Nada, tesoro,

Que ya me voy, nada escucho.

— ¿ Me quieres?

— ¡Te quiero mucho! ¿Y tù me quieres?

- ¡Te adoro!

- Soy obediente.

- Por eso

Vives ya tan consentida.

- Un beso...

— Toda mi vida Te mando con este beso.

Pasaban á la sazón
Varias gentes por la acera,
Y al oir de tal manera
Cortar la conversación,
Nos juzgan pechos de lava
Que laten de amor en pos,
Y dicen: ¡vaya! ¡son dos
Que están pelando la pava!

## A MI PROMOGÉNITA

Anoche te vi en sueños hija mia, No ya cual eres hoy, niña inocente, Sino joven, gallarda, inteligente, En tu mayor fragancia y lozania.

Encontré en tus miradas alegría, En tu risa bondad, paz en tu frente; Eras un sol brillante en el Oriente Y yo la noche oscura, triste y fría.

¡Oh ley inexorable del destino, Cuando más reclamabas mi presencia La eterna sombra á sorprenderme vino!

Te vi en sueños llorar mi amarga ausencia Salvándote del mundo en el camino Mi memoria, mi amor y tu conciencia.

### LAS BODAS

Dos sillones sirviéndoles de altares, Los dos niños cogidos de la mano, De blanco y coronada de azahares Se va á casar Margot con Juan su hermano.

Por infantil y extraña anomalía Que no sé si á los teólogos asombre, En cura de almas se cambió María Y oficia el acto convertida en hombre.

Es graciosa la novia; su vestido, Entiendase mejor, el nupcial traje, Es un chal de burato desteñido Cuyos rasgones suplen al encaje.

Las flores que le adornan en la frente, Más que corona semejando venda, Han crecido en los bordes de la fuente Que tiene el jardincillo de la hacienda. El traje del galán no tiene pero, Es un frac de papel, por mi cortado; Usa en la ceremonia mi sombrero, Bastón de borla y pañolón bordado.

Ni curiosos ni amigos imprudentes Asisten à la boda de que os hablo, No hay suegros, ni padrinos, ni parientes, Ni la epistola citan de san Pablo.

Con suma sencillez el cura dice:
« Tú serás el marido y tú la esposa. »
Los junta, los contempla, los bendice,
Y concluye la fiesta religiosa.

Después, cediendo al poderoso lazo, Con el grave ademán de los señores, La dama y el galán que le da el brazo Se alejan por los anchos corredores.

— Oigan, les grita el cura femenino, Que no vuelva á mirarlos enfadados. Y ellos dicen siguiendo su camino, ¿Enfadarnos? jamás; ¡somos casados!

Espectador que al verlos se enajena Era yo aquella vez, y me entrometo Y pregunto à los héroes de esta escena Sin miedo à que me falten al respeto. — Ya vi lo que habéis hecho, y necesito Que aqui sin engañarme ni engañarse, Me digan, tú, Margot, ó tú, Juanito, Lo que habéis entendido por casarse.

Y en seguida el varón contesta usano Sin temor à un regaño ni una riña: — Casarse, ¿no lo ves? es dar la mano Cada vez que se quiere à alguna niña.

Nunca enfadarse ni renir por nada, Sentarse juntos y jugar contentos, Ir à correr los dos por la calzada Y contarse en la noche muchos cuentos.

Y es la primera vez que te has casado?
Y me responde Juan con ironía:
No, papá; van tres veces, y he pensado
En casarme esta tarde con María!

Al oir esta frase sentenciosa

De la boca infantil de aquel marido,

Quedéme enfrente de la humana prosa
En hondas reflexiones sumergido.

El pecado, pensé, vive en lo impuro De una alma enferma, desgarrada ó seca. ¿Por qué peca el poligamo maduro? ¿Por qué el niño poligamo no peca?

## JUEGOS DEL ALMA

Mientras yo á carcajadas me reia, En otra habitación Margot lloraba; ¡Qué contraste formó con mi alegría La pena que su llanto revelaba!

Corro al instante à verla y la pregunto: ¿Por qué con tal dolor estàs llorando? Di...¿por qué gritas? y responde al punto: Es porque estoy à lágrimas jugando.

¿ Cómo? ¡Jugar à lágrimas! ¡Ignoras Lo que dices Margot! ¡Vives de prisa! Mientras tú alegre juegas à que lloras Yo estoy con mi dolor jugando à risa.

### EN EL CIELO Y EN LA CALLE

(FRAGMENTO DE UN POEMA INÉDITO)

À los que buscan dramas algo extraños
Doy éste, que por breve no desvela:
Personajes: un niño de seis años
Y Juana de sesenta que es su abuela.
Hablan y nada la atención les roba;

Ella desde un sillón; él en su cama; La escena es en el fondo de una alcoba Que brilla á media luz.

| •                                   | •   | •    | •    | •    | •    | •   | •     | •    | •  | •  | • | • | • |  |
|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|-------|------|----|----|---|---|---|--|
| •                                   | •   | •    | •    | •    | •    | •   | •     | •    | •  | •  | • | • | • |  |
| ,                                   | •   | •    | •    | •    | •    | •   | •     | •    | •  | •  | • | • | • |  |
| Dos labradores francos y sencillos, |     |      |      |      |      |     |       |      |    |    |   |   |   |  |
| E                                   | nco | ntra | aroi | a de | os a | ive | s cie | erto | di | a. |   |   |   |  |

- Abuela: ¿qué son aves?
- Pajarillos.

Comienza el drama.

- ¡Ah! sí, tienes razón, ya lo sabía.

- Prosigo, y no interrumpas esta historia.
- No vuelvo hablar, te lo prometo, abuela;
- Oye y fija mi cuento en tu memoria.
- Y lo diré à los niños de mi escuela.
- Una vez dos sencillos labradores Hallaron en un árbol suspendido El nido de dos pájaros cantores;
- Dime antes de seguir, ¿cómo es un nido?
- Tus preguntas avivan mis congojas, Un nido es un palacio...
  - ¿ Qué me dices?
- Es un palacio alzado entre las hojas Para vivir dos pájaros felices.

Alli se abrigan del invierno insano,

Alli van à arrullarse hora tras hora,

Y así como tú rezas muy temprano,

Alli cantan à Dios en cada aurora.

- ¿Y serán muy bonitos?

- Maravilla

En tanta pequeñez, arte tan rico.

- Abuela, ¿son de piedra?

- Son de arcilla

Con hebras mil tejidas con el pico.

Mas no pierdas la historia peregrina Y volvamos al par de labradores Que, al fulgor de la estrella matutina Hallaron aquel nido entre las flores.

Se acercaron al árbol corpulento Donde estaba el palacio suspendido... - ¡El palacio!

— ¿ Lo ves? No sigo el cuento:

Un palacio en un árbol es un nido.

En él estaba un pájaro, y cubria Para darles calor, dicha y consuelos Á tiernos pajaritos...

- ¡Qué alegria!

Sus hermanos tal vez...

- No, sus hijuelos.

Temeroso al mirar á dos extraños Escondió á sus polluelos inocentes.

- ¡Ay! dime, abuela, ¿ les hicieron danos? Si los han de matar no me lo cuentes.
- No comprendes aun en tu inocencia Los nobles cultos en las almas fijos, Un padre siempre inspira reverencia Á quien lo ve cercado de sus hijos,

Y lo mismo en las aves que en los hombres, En el espacio azul ó en el abismo, Grutas, nidos, hogar,—cuestión de nombres— ¡El amor paternal siempre es el mismo!

El pájaro del cuento receloso De la intención de aquellos campesinos, Les habló...

- ¿Cómo hablaba?
  - ¡ Qué curioso!
- ¿Hablaba como yo?
  - No, no; con trinos.
- ¿Con trinos!

- No interrumpas.
  - . ¿ Cómo es eso?
- Basta de preguntar; escucha
  - Escucho.
- ¿No sientes tú, cuando me das un beso, Que, sin hablarte yo, te digo mucho? Pues... no lo sé explicar, un dulce acento Inimitable, arrullador, divino, Con que una ave saluda al firmamento Al ver el nuevo sol, eso es un trino.
  - ¿Eso es un trino?
    - Si : con él expresan

Las aves de sus dichas el tesoro...

- Abuela, y qué, ¿las aves no se besan?
- Tal vez, tal vez, pero en verdad...lo ignoro.
  No hagas à cada paso esas preguntas
  Que resolver no puedo ni me toca;
  Tal vez se besen las que viven juntas,
  ¿Y se pueden besar sin tener boca?
- Me tiene siempre en infernal batalla La gran precocidad de tus antojos: Sábelo chiquitín, sábelo y calla: ¡Los pájaros se besan con los ojos!
  - No, no es verdad abuela.
- ¡ Qué osadía! ¿Es decir que yo miento? ¡ Vaya un chico? — Yo he visto à tus canarios cierto día, Dándose de comer de pico à pico.
  - Pero ¿ dar de comer es dar un beso?

¡Vaya con el chicuelo veterano!

- -- Pues ¿por qué los canarios hacen eso? Tú me das la comida con la mano.
- ¿Por qué lo hacen? No sé. Ya me provoca
  Esa curiosidad tan obstinada;
  No se besa tan sólo con la boca...
   Abuela, ¿pues con qué?...

— ¡Con la mirada! Y à un niño como tú, débil é inerme,

Que no conoce el mal ni le acobarda, Viene à besar sus ojos cuando duerme, Lleno de amor el àngel de la guarda.

Ese ángel está aquí...

— ¿Dónde? — Á tu lado.

- Abuela, ¿entre tú y yo?

— Si,

- ¡No lo veo!

— Ningún mortal á un ángel ha mirado Sino con la esperanza y el desco.

Quien tal ventura à conseguir alcanza Es porque tiene el alma limpia y pura.

- Dime abuela, ¿ qué cosa es la esperanza?
- Una cosa muy clara y muy oscura. Lo que quieres hallar más adelante, Lo que estando muy lejos ves enfrente, Lo que al ser más oscuro es más brillante, ¿ Me entiendes?

- No.

- Pues calla impertinente,

Me llevas por tan ásperos caminos, Que junto á ti desfallecer me siento; Me haces hablar de besos y de trinos Y no me dejas proseguir el cuento.

- ¿ El cuento?

— Picaruelo, ¿ has olvidado El encuentro de aquellos labradores Con el nido de un pájaro encantado Oculto entre las ramas y las flores?

Si, lo olvidaste ya; cesa mi empeño
De contar esa historia... no prosigo;
Cierra los ojos, velare tu sueño
¡Soy tan dichosa cuando estoy contigo!
— ¿ Me quieres mucho?...

— Sí, te quiero tanto Que por eso me ves tan afligida; Á mi avanzada edad me causa espanto Saber que pronto perderé la vida.

- ¿Te da miedo morir?.

— Por ti me aflijo,

No por un mundo donde impera el dolo...

— ¡Ay! si murieras...

— ¡Calla! Entonces hijo
¿Qué podrá ser de ti?... ¡ te quedas solo!
— ¿ No dices que está un ángel á mi lado
Que vela mis acciones noche y día?
Él me acompañará.

- Muy bien pensado.

— No llores... dame un beso madre mía.

Fija el niño en la anciana sus miradas
En las que amor inmenso se revela,
La besa y sus mejillas sonrosadas
Se empapan con el llanto de la abuela.

Reina un silencio santo, nada roba
La pompa augusta que la escena tiene;
¡Cómo que están besándose en la alcoba
Una alma que se va y otra que viene!

### EL PRIMER PASO

Ya libre por los anchos corredores

Das tus primeros pasos, hija mía,

Y al verte abandonar los andadores

Quedo absorto y temblando de alegría.

Sin que tu planta al caminar vacile Al levantar audaz el primer vuelo, No quieres que amoroso te vigile Y sola vas acariciando el suelo.

Muy pronto olvidarás que con mi mano Te daba apoyo con amor profundo Antes que á tu mandato soberano Pudieras andar sola por el mundo.

Fe de mi hogar y flor de mis amores, Anhelo en el amor que el alma encierra Llenar de luz, de aromas y de flores Las sendas que atraviéses en la tierra. Ya diste con valor el primer paso Y con gozo y tristeza quedo al verte; Tú vas hacia el cenit y yo al ocaso, ¡Tal es la ley terrible de la suerte!

Se humedecen mis ojos cuando miro Que puedes sola caminar ufana, Y exhala el corazón triste suspiro Meditando en tus pasos de mañana.

Mas Dios te velarà... luce tus galas, Avanza un paso más : ¡ qué hermoso día! ¡ Hoy abre el ángel de mi hogar las alas! ¡ Hoy dió u primer paso mi María!

Maand 1879.

# CON MIS HIJOS

Así, todos conmigo, no hay delicias Que igualen á éstas, si á mi lado os veo; Coronadme de besos y caricias; Vuestro amor es el único en que creo.

Yo siento entre vosotros la ventura Mayor del mundo; la celeste calma; Irradian vuestros ojos la luz pura Que anuncia el claro amanecer del alma.

Ven tú, mi primogénita Conchita, Tú que al verme sufrir callas y lloras; Ven, mi rubia y amable Margarita, Ven á endulzar mis fatigadas horas.

Y tù, mi Juan, que tienes con ser hombre. Abierto el porvenir sobre este suelo, Ven à mi oído à repetir tu nombre: Legado augusto de tu noble abuelo!

Venid los tres; no quiero que ninguno Deje de estar aquí; venid contentos Y acercadme las frentes uno á uno Para en ellas besar sus pensamientos.

Enlazad como lirios vuestras manos Y combatid à la voluble suerte: Yo quiero bendecir à tres hermanos Que se juran amarse hasta la muerte.

¡Ah! si supierais el amor profundo Que cada nuevo so! al pecho trae, Y que la dicha es flor que en este mundo Nace à la aurora y en la tarde cae;

Si vierais que la mano que prefiere La nuestra, en los placeres de la vida, Es después la primera que nos hiere Y al vernos en desgracia nos olvida,

Creciera en vuestras almas la ternura Con que debéis de amaros en la tierra, Mientras rugen el odio y la amargura Con la virtud y la bondad en guerra.

¡El hogar es un templo! los pesares Que da en su derredor la turba impía Se convierten llegando á sus altares En gérmenes de paz y de alegría. Amarse en el hogar, lejos del rudo Embate de la envidia y los rencores, Es tener siempre invulnerable escudo Y un bálsamo en los íntimos dolores.

Si queréis ser felices al abrigo Del manto de la fe, lejos del caos Decidme todo, caminad conmigo, Y en todo tiempo en mi memoria amaos.

### EL CUENTO DE MARGOT

Vamos Margot, repíteme esa historia Que estabas refiriéndole á María, Ya vi que te la sabes de memoria Y debes de enseñármela, hija mía.

- La sé porque yo misma la compuse.
- ¿Y así no me la dices? Anda, ingrata.
- ¡Tengo compuestas diez! ¡Cómo! repuse,
- · Te has vuelto à los seis anos literata?
  - ¡No, literata no! pero hago cuentos...
- No temas que tal gusto te reproche.
- Al ver á mis hermanos tan contentos Yo les compongo un cuento en cada noche.

- ¿Y cómo dice el que contando estabas?
- Es muy triste, papá, ¿ que no lo oíste?
- Sólo oí que lloraban y llorabas.
- ¡Ah! si, todos lloramos; ¡es muy triste!

Imaginate un niño abandonado De grandes ojos de viveza llenos, Rubio, risueño, gordo y colorado: Como mi hermano Juan, ni más ni menos.

Figurate una noche larga y fria, De muda soledad, sin luz alguna, Y ese niño muriendo, en agonía, Encima de la acera, no en la cuna.

- ¿En las heladas losas?
  - Si, en la acera,

Es decir, en la calle...

1.

- ¡Qué amargura!
- Hubo alguien que pasando lo creyera Un olvidado cesto de basura.

Yo pasaba, lo vi, bajé mis brazos Queriendo darle maternal abrigo Y envuelto en un pañal hecho pedazos Lo alcé á mi pecho y lo llevé conmigo. Lloraba tanto y tanto el angelito Que ya estaban sus párpados muy rojos.. Y á cada nueva queja, á cada grito El alma me sacaba por los ojos.

Me lo llevé à mi cama : entre plumones
Lo hice dormir caliente y sosegado...
¡ Cómo hubo en este mundo corazones
Capaces de dejarlo abandonado!

Ay! yo sé por mi libro de lectura Que estudio en mis mayores regocijos, Que ni los tigres en la selva oscura Dejan abandonados á sus hijos.

¡Pobrecito! yo sé su mal profundo, Le curo como madre toda pena: Parece que este niño en este mundo No es hijo de mujer sino de hiena.

De mi colchón en el caliente hueco Duerme para que en lágrimas no estalle; Y llorando Margot, mostró el muñeco Que en cierta noche se encontró en la calle.

## MI COLEGIALA

Negro el vestido, El velo negro, Una medalla Colgada al cuello; Entre las manos Un libro abierto; Los ojos siempre Buscando el cielo Y en el retiro Ganando el tiempo, Mi colegiala Vive en silencio. Pobre hija mia! 1Mi amor primero! Mi soberana Del pensamiento!

Cuando yo sufro,
Cuando yo peno,
Cuando me hieren
Rencores negros,
Para mis dichas
Voy al Colegio,
Y alli la miro
Y alli la beso
Y de alli traigo
Paz y consuelo.
¡Pobre hija mia!
¡Mi amor primero!
¡Mi soberana
Del pensamiento!

Cuando entre mudo
Recogimiento
Pensando á veces,
Otras leyendo,
Á Dios le pidas
Dicha y contento
Para el que sufre
Terribles duelos,
Piensa en tu padre
Que te ama ciego,
Recuerda todos
Mis sufrimientos,
Y alza tus ojos

Al Ser Eterno Que habrá de oirte Clemente y bueno; Reza, hija mia, Reza con celo, Que la inocencia Tiene derecho A que la escuchen Allà en el cielo. Para tu padre Que te ama ciego Pide venturas, Paz y silencio! ¡Mi colegiala! Mi amor primero! Mi soberana Del pensamiento!

## NOCHE BUENA

Trae la lama, trae el heno, El portal déjalo aqui... La mula, el buey, asi, asi, Ya està bueno, ya està bueno.

Acuesta al niño, ¡Dios mio! Tan desnudo me enternece; Ponle plumón, que parece Que se nos muere de frío.

Pon en lo alto la estrellita, La escarcha aqui nos completa, Trae sol y luna y cometa Y el rebaño y la casita. Aqui resalta mejor Esta cascada... aqui un pino; Has con piedras el camino; Sienta aqui arriba un pastor.

Junto al monte que vacila, Forme laguna este plato; Aquí dejamos á Bato, Aquí á su pastora Gila.

Junto à este árbol que se eleva Con pompa porque es frutal, Va el pecado original, Quiero decir, Adán y Eva;

Tiñendo en rojo los prados Colocar de frente puedo Á Herodes ¡Jesús! ¡qué miedo! Con cien niños degollados.

Aquí se quedó Moisés
Con sus tablas...; qué bonito!
Y en frente del portalito:
Los reyes magos, ¡los tres!

Y entre montes y cañadas Y casitas y ahuehuetes Irán todos los juguetes De las noches de Posadas.

Ya está todo y está bueno, Más zagales, más doncellas, Aqui nos faltan estrellas Y más escarcha en el heno.

Junto al niño están de pie Con faz dulce y amorosa El casto esposo y la esposa, La Virgen y san José.

Ahora si, ya se acabó, Vengan y con gran cariño: Canten: á la rorró niño, Todos: á la rorrorró.

Y se agrupan los chicuelos Que cual ángeles se ven, Y ante el portal de Belén Cantan al Rey de los Cielos. ¡Qué entusiasmo! ¡qué alegria! ¡Qué fiesta santa y amena! Falta lo mejor : la cena; ¡La gran cena de este dia!

De la mesa en derredor Donde todo se concilia, Està toda la familia Llena de dicha y amor.

El niño, el joven, el viejo, Doncella, madre y abuela, Tanto el que asiste á la escuela Como el que asiste al consejo.

De nuevas dichas en pos Con inefable contento Celebran el nacimiento De Jesús, del Niño Dios.

El anciano se embelesa Viendo después que ha cenado Como el nieto se ha quedado Dormido sobre la mesa. Y al mirarle siente ya En sus ojos llanto ardiente, ¡Piensa que al año siguiente Acaso no lo verá!

Todos gozosos se ven Unos á otros con cariño; El viejo contempla al niño Y éste al Niño de Belén.

¡Oh delicias de esta cena!
¡Oh familia venturosa!
¡Noche alegre! ¡Noche hermosa!
¡Noche santa! ¡Noche buena!

Eres venero sin par De recuerdos de ventura, Eres la noche más pura De todas las del hogar.

El imán de los cariños, La cuna de afectos sanos, El llanto de los ancianos Y la risa de los niños. ¿ Por qué tan rauda te vas? Con tus placeres extraños Vendrás cual hoy otros años Y no nos encontrarás.

El hogar estará frio Como el fondo de la huesa, Y hallarás en nuestra mesa Más de un asiento vacio.

Cantando tus atractivos
Otros gozarán despiertos;
¿ Quién se acuerda de los muertos
En el festín de los vivos?

Mas no hay que amargarse en pos Del olvido y de la pena, Que esta noche es Noche Buena Y ha nacido el Niño Dios.

¡Nada, à gozar y à reir, El que muera morirà, Y el que viva ya verà Lo que esconde el porvenir!

## CÓMO ES MARGOT

#### A MACARIO RIVERO

Una comedia del día Sin llanto y con regocijos; Personajes: yo y mis hijos; Teatro: la Juguetería.

Tengo cual es de rigor Una niña en cada lado Y el varón está sentado Encima del mostrador.

Hay enfrente dos hileras De bebés con labios rojos, Blancas frentes, negros ojos Y doradas cabelleras.

Rifles, tambores, cornetas, Vajillas de lujo y gala, Muebles, espejos de sala, Armarios à dos pesetas, Locomotoras sin par, Coches de cuerda, andadores, Barcos, peces de colores, Ballenas... en fin: ¡la mar!

Quiero — la mayor me grita — Aquel niño en esa cuna Y aquel armario de luna, Esa alfombra y la casita.

Ý yo — dice Juan — no quiero Más que un fusil, un cañón, Una pistola, un bastón, Un sable, un cinto de cuero,

Una lanza, una bandera, Una coraza, una gola, Aquella caramañola, Mi kepi y mi cartuchera.

Y prosigue la mayor:

— Pues yo quiero solamente
Esa lampara, esa fuente,
Muebles para el comedor,

Dos cuadros, cuatro cortinas, Tres sartenes, un brasero, Dos candiles, un plumero, Un gallo con sus gallinas; Un ratón de cuerda, un gato, Un...; basta! — ¿Y tú Margarita? Callóse la pobrecita, Miró todo largo rato

Y con palabras sinceras Y natural regocijo, Alzó su rostro y me dijo: Yo, papá, lo que tú quieras.

No. Di tu antojo alma mia,
Y agrego alzando las manos:
¡Ya pidieron mis hermanos
Toda la jugueteria!

-¿Y no quieres nada?—; No!
-Algo pide.

-¿Y si estás pobre? Lo que dejen, lo que sobre, Eso me lo llevo yo.

— ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! La dije y besé su frente, Y no exagero, realmente Es así mi Margarita,

Bondadosa y resignada Ninguna ambición concibe, Si algo le doy lo recibe Y si no, no pide nada.

# ¿MADRE Ó MAMÁ?

—¡Ay padre mio! ¡padre mio!
—¿Qué pasa Margot?¿qué pasa?
—El niño-rey de mi casa
Está muriendo de frio.
—¿El niño-rey?
— De la mano

Te llevaré con cariño
À ver morir à mi niño
— Pero ese niño ¿es tu hermano?
— ¡Mi hermano! no, papacito,
El niño à que me refiero
Me lo dió don Luis Rivero
De regalo ¡es tan bonito!
Desde que lo trajo aquí
Dejé agujas y ruecas,
Y en mi casa de muñecas
Lo he tenido junto à mi.

Le di la alcoba mejor, Buena cama, dos colchones, Macetas en los balcones Que dan para el corredor.

Un gran armario de luna, De encajes un traje entero, Y en los bolsillos dinero Para aumentar su fortuna.

Aunque vivimos en calma
Me duele, me duele el alma
Cuando me grita ¡mamá!
No quiero oir ese grito
Y que se calle le encargo,
¡Es un grito tan amargo!
¡Él, tan dulce y tan bonito!
— Di que grite ¡madre mía!
— Perdió su madre al nacer
Y no le ha de responder
Detrás de la tumba fría.
— Tú eres su madre.
— No tal.

Soy su mamá solamente,

— Es lo mismo.

- Es diferente.

— ¿Mama y madre no es igual?

- No te lo podré decir;

Pero ven á ser testigo
De su muerte, ven conmigo,
¡Que pronto se va á morir!
Dejando el problema ignoto
Fui con Margot junto á un lecho
Donde con traje deshecho
Estaba un muñeco roto.

Y dijo con ironia
Cuando en brazos lo sostuvo:

— ¡Pobrecito! nunca tuvo
Á quien gritar ¡madre mia!
Pero nunca lo extraño;
Diga el mundo lo que quiera,
Porque a una madre supera
Una mamá como yo.
Lo quise, lo consenti
Y alivié todos sus maies:
¡Para todos sus iguaies
Quisiera mamás asi!

## TEOLOGÍA INFANTIL

Lector, i hasta de teólogo haré alarde! Con Juan, con Margarita y con María Tuve ayer, á las cuatro de la tarde Una gran discusión de teología.

Nunca estudié esa ciencia ni me viste En tratos con los sabios tonsurados Ni tuve como muchos « noche triste » Ni conozco los canones sagrados.

Pero tienen los niños unas cosas Y hacen tales preguntas á su modo, Que entre muchas misiones peligrosas Tiene un papá la de explicarles todo.

Pregunta existe que en su fondo encierra Un gran caudal de ciencia comprimida ¿ Por qué nacen los hombres en la tierra? ¿ Cómo vienen los hombres à la vida? ¿Quién ha clavado el Sol en el espacio? ¿Quién construyó tan alta una montaña? ¿Por qué enferma el que vive en un palacio Y está sano el que habita la cabaña?

Y otras cuestiones con diversos temas Sacados de dos mil filosofias Que llaman en las cátedras problemas Y en el hogar se llaman niñerías.

La primera razón en ciencias y artes La inquiere el niño en la materna falda. ¿Dónde está Dios? — pregunta — En todas partes (Tal dice el catecismo de Ripalda).

Pero esto que al principio satisface Por ser la solución fácil y nueva, Después no le conforma y no le place, Busca el último análisis, la prueba.

Ayer, hablando en el idioma llano Que en nada amengua el paternal respeto Después de que Margot tocó en el piano Un fácil pot-pourri de Rigoleto,

Se vino à mi con intención pensada Y así como entre veras y entre chiste, Me dijo, en mis rodillas apoyada: Tú me vas á probar que Dios existe. Ante cuestión tan ardua, lo confleso, Me senti confundido, anonadado Y por ganar el tiempo, le di un beso, Saque un cigarro y me quede callado.

Margot me contemplaba con fijeza Y sin chistar, pendiente de mis labios, Creyendo al ver desnuda mi cabeza Que cuantos calvos hay todos son sabios.

Oyeron sus hermanos la pregunta Y dejando muñecas y tambores Sentados gravemente, como en junta A discutir se sientan los doctores,

Me clavaron cual dardos sus miradas Y con gran confusión, perdido el tino, Diserté con razones no pensadas Sobre la Summa de Tomás de Aquino.

¿La razón natural? no era argumento, ¿Intuición?; qué misterio tan profundo; Era preciso hallar en el momento Lo que entiende y acepta todo el mundo!

— Mira, dije à Margot, tienes delanté Los papeles que Juan llenó de trazos, Con ellos voy à hacer en un instante Más de dos centenares de pedazos. Llévalos y con ellos en tu alcoba Formas una montaña de manera Que no pueda ni el viento ni la escoba Cambiar su forma ni sacarlos fuera.

Con gran seguridad, el caso es grave, Tapas puertas, rendijas y ventanas Y sin prestar ni á tu papá la llave Dejamos que transcurran dos semanas.

El término se vence, llega el día En que abrimos la puerta con anhelo Y encontramos tú y yo, Juan y Maria Regados los papeles en el suelo.

¿ Quién podrás figurarte que habrá sido? Dije aquí terminando mis razones Y los tres declarándome vencido Exclamaron en coro: — ¡ Los ratones

— Los ratones, muy bien, pero si hallamos Que con esos pedazos que pusiste Se ha formado en la alfombra que pisamos Un letrero que dice: « Dios existe. »

¿Diréis que los ratones lo pusieron? ¿Diréis que el viento lo escribió à su paso? ¿Diréis que los papeles se movieron Ó que el letrero lo formó el acaso? Y me responde Juan, que es el más tuno, Con infantil serenidad que arroba: — « Ese letrero nos lo puso alguno Que sabiendo escribir entró en la alcoba.»

— Ya, sólo alguno que escribir supiera Y que pudiese entrar, muy bien lo has dicho; Nada pudiera ser de otra manera Ni las cosas se forman al capricho.

Pues todo en negra alcoba imaginaos Que estuvo en el desorden más profundo, Y en esa alcoba oscura que fué el caos Pusieron un letrero que fué el mundo.

¿Quién entró alli dejándonos por huellas Fértiles tierras, montes seculares, Brillando en el espacio las estrellas, Rugiendo siempre los profundos mares?

Quién encendió allí el sol? quién hizo al [hombre?]
Quién le dió voluntad y pensamiento?

¿ Quién le dió voluntad y pensamiento? ¡ Pues ése es Dios! Se encierra en este nombre Cuanto ignoran la ciencia y el talento.

No sé cómo será, nadie lo sabe, Está del hombre en la conciencia escrito, Y no hay astro ni flor que no le alabe Con su luz ó su aroma en lo infinito.

No hay obra sin autor y el que ha creado Cuanto de forma y de color reviste, Ése se llama Dios y está velado Á los ojos del hombre, pero existe.

Méjico, diciembre 8 de 1889.

## SUM UMBRA

## A IGNACIO QUEZADAS

Dos almas que la duda no devora, Dos seres buenos que el amor engrie, Un hijo tierno que se alegra y llora, Y un hogar que con él se apena ó rie;

La pasión confundiendo entre sus lazos Dos corazones en perpetuo arrullo, Y un ángel que se duerme entre los brazos, Como en las ramas el gentil capullo:

Tal es el cuadro que de envidia inflama El pecho del que vive abandonado; « Felicidad doméstica » se llama : ¿Qué humano corazón no la ha soñado?

¿Quién puede ambicionar mayor ventura, Más alto bien, más plácido embeleso? ¿Qué iguala á una mujer nonesta y pura? ¿Qué beso habrá más dulce que su beso? ¡Feliz aquel que tiene en sus dolores Quien con santa pasión seque su llanto! Hijos, esposa, libros, aves, flores, Y pan en el hogar!... ¿ Quién tiene tanto?

Muchos lo tienen, y con voz que aterra Se llaman infelices; yo me rio; ¡No hay desgracia mayor sobre la tierra, Que ver el sol desde el hogar vacio!

Contar lentas las horas, sin ninguna Mano que alivie el fatigado pecho, Y no mover jamás la blanda cuna Llena de polvo junto al triste lecho.

Rendirle torpe cutto à falsos mitos Que en la noche las sienes nos golpean, Sin poder despertarnos à los gritos De los hijos que alegres travesean.

Con un libro enfadoso por amigo, Por compañera una arma destructora, Nuestra sombra por único testigo, Y tedio y soledad hora tras hora.

Nunca oir una voz dulce y sentida, Dormirse sin orar, dudar despierto, Y en reseco arenal pasar la vida, Como el estéril cardo en el desierto. ¡Oh dicha del hogar! cuando se ofusca De tu esplendente luz la viva llama, Se muere el corazón...; quien no te busca, Indigno es de vivir, porque no ama!

¡Triste de aquel, que padeciendo á solas, Cuando el llanto á los párpados afluye, Te ve como debajo de las olas Se ve al dorado pez, que pasa y huye.

## MEDITACIÓN

Labra en la torre parda golondrina El nido que la hospeda en el verano; Entre flores la abeja peregrina Alza gótico alcázar soberano.

Son las rocas más tristes y más solas De la gaviota audaz seguro abrigo Y bajo el manto azur de inquietas olas Vive el pez sin sombra y sin testigo.

Nace el insecto bajo tosca piedra Y el cárabo infeliz muere olvidado Donde, con flores fúnebres, la hiedra Cubre el muro del templo abandonado.

Vive el cóndor que en atrevido vuelo Salva abismos tan hondos como grandes, Bajo la augusta bóveda del cielo En la elevada cima de los Andes.

¿ Mas dónde ¡ oh Dios! tu poderosa mano Que al orbe presta impulso y movimiento, Ha colocado el nido soberano Donde se forma y crece el pensamiento?

El mar es un abismo y lo sondea El hombre en busca de grandeza y nombre, Mas, ¿dónde está la cuna de la idea Que aun no la puede descubrir el hombre?

¿ Quién dió à Colón la inspiración secreta Que realizó su esfuerzo temerario? ¿ Qué libro consultó cada profeta Al anunciar los hechos del Calvario?

¿ Quién ha encendido ese astro fulgurante, Que todo el cielo con su luz abarca? ¿ Dónde encontró su inspiración el Dante, Newton su genio y su pasión Petrarca?

¿Cómo ha podido, ¡obrero sin segundo! Alzar el hombre templos y ciudades, En alas del vapor cruzar el mundo Y burlar las soberbias tempestades?

¿Quién le dió su poder á la conciencia, Luz á los ojos, fuerza á la memoria? ¿Por qué amamos los triunfos de la ciencia De la virtud, del genio y de la gloria? ¿Á dónde ¡oh Dios! tu poderosa mano Que al orbe presta impulso y movimiento, Ha colocado el nido soberano Donde se forma y crece el pensamiento?

¡Por todo el cosmos tu poder se extiende! ¡Sólo tú sabes lo que el hombre ignora! Nadie el misterio de tu ser comprende; ¡Oh eterno Dios! ¡mi corazón te adora!

Sólo en ti, en las borrascas de la suerte, Mis ya cansados ojos están fijos; Caiga tu bendición sobre mi muerte Y sé después el padre de mis hijos.

Adoro tu poder y humilde creo Que es tuyo el hondo porvenir del hombre, Y prefiero ser ciego antes que ateo Y antes que profanar tu excelso nombre.

## MÉJICO Y ESPAÑA (1)

A MI HIJA MARÍA NACIDA EN MADRID EL 9 DE AGOSTO DE 1878.

Allà, detràs del mar, la playa amena De la tierra del Cid y los Guzmanes; La cruz plantada en la morisca almena Y rotos à sus pies los yataganes.

Allà, campos cruzados por gomeles; Murallas que los godos defendian; Palacios con ojivas y caireles Donde las ninfas del harén dormían.

Alla las cinceladas armaduras; Los cascos relucientes con cimeras;

(1) Esta poesía, aunque no esté considerada como perteneciente á los « Cantos del Hogar », se incluye aquí por encargo especial del autor, que como lo expresa en la dedicatoria, es un testimonio de lo que inspira la tierra en que vió la luz primera su promogénita María. Los castillos poblados de aventuras; Las torres coronadas de banderas.

Allá, los altos picos del Moncayo; El Guadalete con la sangre tinto; Los manes de Rodrigo y de Pelayo; Las tumbas de Fernando y Carlos Quinto.

Alla, todo eso que esplendor se llama: La tradición, la fábula, la historia, Los hechos coronados por la fama Y los héroes ungidos por la gloria.

Aqui, la noche llena de luceros, El campo lleno de silvestres flores, El volcán con sus hondos ventisqueros Y el lago con sus juncos tembladores.

Aquí, la virgen tierra americana. Bajo su azul y eterno cortinaje; El rey desnudo, la vestal indiana, El bosque inculto y el aduar salvaje.

Aqui errabundo el ignorado atleta De audacia ejemplo y de valor tesoro; En las entrañas del peñón la veta Y el barro confundido con el oro.

Aqui el templo de tosca graderia, El idolo hecho un Dios armipotente, Y del pueblo la sorda griteria Al verlo bautizar con sangre hirviente.

Aquí, el carcax, el arco y la rodela De tosca piel, con plumas adornada La aguda flecha que en los aires vuela, Y la macana en pedernal labrada.

Aquí sólo un baluarte, la montaña;
Allá, torres y naves y cañones;
Tal fué Tenoxtitlán; tal era España;
¿Cuál vencerá en la lid, de ambas naciones?

### H

Admiro, Iberia altiva, tu nobleza, Tu carácter indómito y bravio, Pero à la par admiro la grandeza Y el heroico valor del pueblo mio.

¿Qué hallaste en estos reinos ignorados? Un pueblo que del oro no se engríe, Una Otumba que asombra á tus soldados Y un Guatimoc que en el tormento ríe.

Culparte en nuestro siglo fuera mengua; Venciste y nadie intentará culparte; Entre tus dones heredé tu lengua Y nunca la usaré para insultarte, Si à la justicia destronó el capricho, Si està con sangre escrita cada hazaña, ¡Ah! yo diré lo que Quintana ha dicho: « Crimenes son del tiempo y no de España ».

¡Nuestra sangre es igual! que nadie oponga Á nuestra unión calumnias y rencores: ¡La plegaria inmortal de Covadonga Siglos más tarde resonó en Dolores!

La misma es nuestra raza altiva y fiera, Igual nuestro carácter franco y rudo; Aquí, el águila libre, por bandera; Allá, el león, por símbolo y escudo.

No de venganza con mentido alarde Nuestras glorias hundamos en la niebla; ¡Hijos de Zaragoza y de Velarde Juntos cantemos à Bailén y à Puebla!

Juntos el mejicano y el ibero Tener debieran, en mejores días, ¡Para cantar su patriotismo, á Homero! ¡Para llorar sus duelos, á Isaías!

Hoy la gloria con bellos arreboles llumina enlazadas nuestras manos:

¡Honor eterno á Méjico, españoles!

¡Honor eterno á España, mejicanos!

# A LA VIRGEN MARÍA

(EN DÍAS DE TRIBULACIÓN)

El peregrino en el mundano suelo Enfermo de pesar y de tristeza, ¿Por qué no ha de ampararse en tu grandeza Rosa de Jerico, Puerta del cielo...?

¿Dónde encontrar el intimo consuelo Que le niega al mortal Naturaleza, Sino sólo en tu gracia, en tu pureza, Bajo tu azul y misterioso velo?

Mis hijos que en tu fe se bautizaron Siempre tendrán en ti los ojos fijos; ¡Sus ojos que al abrirse te buscaron!

Yo sé para mis dulces regocijos, Que tú, desde que huérfanos quedaron ¡Eres la sola Madre de mis hijos!

#### A MI PRIMA

## CONCEPCIÓN GUERRERO DE ADAME

Eres toda bondad, todo ternura, Por eso hay en tu hogar dichas y calma, Tu mejor y más sólida hermosura No ha de morir jamás: está en el alma.

En Dios y en la virtud tus ojos fijos, Gozas de paz y bienestar profundo; ¿Qué hubiera sido de mis tiernos hijos Al no haberte encontrado en este mundo?

Ellos te deben todo; les has dado Cuanto en la vida la fortuna labra, Conciencia limpia y corazón honrado, La fe y el sentimiento y la palabra.

Concha, Juan y Margot, con triple lazo Unidos viven à tu amante pecho; El niño aprendió à hablar en tu regazo, Y las niñas à orar junto à tu lecho. ¿ Cómo pagarte deuda tan querida? ¿ Cómo premiar tu afán y tus cariños, Si tú y el compañero de tu vida Son los segundos padres de mis niños?

Sólo Dios premiará tu santo celo; ¡No puede tanto el corazón de un hombre! ¡Enaltezca á mis hijos en el suelo Llamarte madre y bendecir tu nombre!

Yo, te consagro humilde y reverente La historia de mis intimas congojas; Ansias del alma y sueños de la mente Que poco han de vivir en estas hojas.

Son estos versos flores sin cultivo Que ha matizado el sol de los dolores; No extrañe à nadie, si entre penas vivo, Hallar amargo el jugo de mis flores.

Tú, llena de piedad, de fe sagrada, Da á mi libro tu nombre por escudo; Es la historia del alma traspasada Por el dardo más negro y más agudo.

No ambiciono los lauros de la gloria. Ni el aplauso banal que à otros inflama, Ni vivir en las hojas de la historia Ni penetrar altemplo de la Fama. Dar à las almas tristes un consuelo, Que los que sufran calmen sus pesares. Que afirme la virtud, hija del cielo, El amor v la paz en los hogares.

Eso busca mi libro... es el amigo De todos los que sufren : ellos sean Los que le den hospitalario abrigo... Los que nunca han sufrido no lo lear.

# A CARLOS ADAME

De mi vida en el misero oceano Al zozobrar mi nave en hondo duelo, En ti encontré la bendición del cielo Mano de amigo y corazón de hermano.

En tu tranquilo hogar de ambiente sano Hallé esperanzas, bienestar, consuelo; ¡La virtud sobre un trono en este suelo! ¡Humilde todo pero nada vano!

Fuiste un astro en la noche de mi suerte; Con amor, à mis hijos día por día Enseñaste à quererme y à quererte.

Y sus besos sellaron tu agonia... No existes y te sigue tras la muerte La eterna gratitud del alma mía.

# ROMANCES LEYENDAS Y TRADICIONES



## EL TORNITO DE REGINA

(De las Leyendas ineditas de las calles de Méjico)

#### A ISABEL RIVADENEYRA

#### PRIMERA PARTE

I

Cuentan crónicas añejas
Y por añejas extrañas
Que cuando ocupaba el trono
Felipe Quinto de España,
Desde muy remotas tierras
Vino un doncel al Anáhuac
Era gallardo y apuesto,
Negros ojos, negra barba,
Abundosa cabellera
Y frente espaciosa y blanca.
Sirviendo estuvo en las tropas
Del Rey y alcanzó la fama

9

POESÍAS COMPLETAS. - TOMO I.

De discreto en la victoria Y de fiero en la batalla.

Pero, por ser allegado
En limpia y directa rama
Al audaz y memorable
Conde de Villamediana,
Tomóle cierta ojeriza
El poderoso monarca
Y lo mandó con un cargo
Á vivir en Nueva España.

Llegó á Méjico y obtuvo
Entre donceles y damas,
Entre nobles y pecheros
Y entre togas y sotanas,
Acatamiento á sus fueros,
Respetos á su prosapia
Y estimación distinguida
Á su cultura esmerada.

II

Así vivió varios años
Con tranquilidad y calma
Don Gastón de Ballesteros
(Que así el doncel se llamaba).
Tuvo varias comisiones,
Mandó la ronda de capa,

Fué auditor en los consejos Militares de la plaza, Y era de austeras costumbres Y de muy pocas palabras.

Vivió don Gastón en frente De antigua, opulenta casa, Con cadena en el portillo Y de almenas coronada, En calle que en aquel tiempo Fué de las Atarazanas.

De tal casa á los balcones Salió una tarde una dama Pura como una azucena, Esbelta como una palma, Con ojos negros y grandes Que vivo fuego irradiaban.

Vió à la dama el caballero,
Vió al caballero la dama
Y à los dos à un tiempo mismo
Se les encendió la cara
Y después de breve rato
Cambiáronse otra mirada
Penetradora, insistente
Y à la vez terrible y rápida,
Como el choque con que cruzan
En un duelo dos espadas
Que van à los corazones,
Y en un relámpago matan.
Es hermosa — Gastón dijo —

Es guapo — dijo la dama,
¡La intereso! — ¡Le intereso!
¡Se turba! — ¡Se pone pálida! —
Y confusa y aturdida,
Al decir estas palabras,
Cerró sus balcones ella,
Dejó Gastón la ventana
Y ambos se fueron sintiendo
Un volcán dentro del alma.

#### III

Llegose el trece de agosto Y al despuntar la mañana Despertaron los vecinos Entre repiques y salvas.

Celebrábase la fiesta

Del Pendón denominada,

En que con lujosa pompa

Entre picas y oriflamas

Iban oidores y alcaldes

Con bastones y con mazas

Detrás de altivo ginete

Uniformado de gala,

Que vanidoso y contento

En la diestra tremolaba

El pendón que don Hernando

Cortés trajo á Nueva España.

Marchaban los de la audiencia
Y en su pos, la flor y nata
De jueces é inquisidores
De arcabuceros y guardias,
Y por detrás en vistosa
Procesión luenga y compacta,
Los humildes moradores
De más allá de la traza,
Indígenas y mestizos
Tenidos como canalla.

Las calles en que seguia Su curso la inmensa masa, Mirábanse como nunca Revestidas y adornadas: Inmensos arcos de tule Con amapolas de grana Guardando en cintas de trébol Grandes cifras del monarca, Y en los abiertos balcones Dando el sol vivos de llama Las cortinas de damasco Con las vajillas de plata; Y sobre las toscas piedras Con profusión derramadas Las rosas que de Ixtacalco Crecieron en las chinampas. Era el Pendón conducido Desde la siniestra casa

De cabildos, hasta el temple
Que á san Hipólito guarda.

Allí llegaban al atrio
Y luego le colocaban
En el balcón, al instante
Que las tronadoras salvas
Y los sonoros repiques
Y del pueblo la algazara
Se alzaban en solo un grito:
El grito de «; Viva España! »
Quedaba el pendón expuesto
Hasta la nueva mañana
En que con la misma pompa
Al cabildo le tornaban.

# IV

En la ceremonia augusta
Gastón estrenó una espada
Que enviáronle de Toledo
Con gavilanes de plata.
Tercióse con gran donaire
Sobre la gentil espalda
El honroso y noble manto
Del orden de Calatrava,
Que ostenta en fondo de nieve
La inmensa cruz encarnada.

Y cuéntese que el gallardo Militar, también portaba Queriendo, los de Manresa De Santiago y de Malta, Pues que tuvo cuatro abuelos De nombre y nobleza tanta Que ingresaron á las cuatro Órdenes hospitalarias.

Por la calle de Tlacópam,
(Hoy de Tacuba llamada)
En un balcón hecha un astro
De juventud y de gracia,
Don Gastón de Ballesteros
Volvió á encontrar á su dama.
Demudóse su semblante,
Saludóle con la espada
Y ella inclinó la cabeza
Con la faz hecha una grana.
Pasó el galán y siguióle
Ella con vivaz mirada
Hasta atravesar el ancho
Puente de la Mariscala.

Una amiga preguntóle:

- ¿Á quién miras tanto, Blanca?
- Miro... respondió confusa...

Aquella cruz encarnada...

— ¿ Pero miras sólo el manto De la cruz de Calatrava Ó al cruzado que la porta...? — « ¡No lo sé! » dijo turbada, ¿Te interesa?

— ¿Te interesa?

— ¿Tú le quieres? — ¿Tú le amas? —
Y con rabioso despecho
Miráronse Inés y Blanca
Sin que á tan breves preguntas
Se dieran respuestas claras.
Pero desde aquel instante
Odiáronse sus dos almas
Sin que del odio pudiera
Sospechar la ignota causa
Don Gastón de Ballesteros,
El de la cruz encarnada.

V

Pasados algunos meses,
Una tarde fué à la casa
De Inés Martinez un hombre
De negra y flotante capa,
Blanco sombrero con plumas
Y ancho cinto con espada.
Dió su nombre y le llevaron
À la lujosa antesala
Con ricas sedas de China

Revestida y decorada.

Salió á los pocos momentos

À hablarle la hermosa dama

Obligándole á sentarse

Con delicadeza y gracia:

— Vengo, el caballero dijo,

Á entregaros esta carta

Y respuesta habréis de darme

Si os dignaseis aceptarla.

Roto el encarnado nema

Desdobló el papel la dama

Y aquí descubrir podemos

Lo que alli leyó en voz baja:

« Señora, toda hermosura, Toda virtud, toda gracia, No fuera yo caballero Y mis blasones manchara, Si en el papel no pusiera Al escribiros, el alma.

» Cegado por vuestros ojos Que vivos destellos lanzan, Cuando os conocí en la corte Del virrey de Nueva España, De amaros mientras viviera Os empeñé mi palabra Y hasta me atreví á jurarlo Sobre la cruz de mi espada. Desde entonces à la fecha
En que os escribo esta carta,
Han perecido seis lunas
Sin que otra vez os hablara.
¿No sospechais cual ha sido
De tal silencio la causa?
Sabed la verdad entera
Aunque se os desgarre el alma:
Pero jamás ha mentido
Un noble de Calatrava.

- » Cegado por vuestros ojos Y rendido á vuestras gracias Os hice muchas promesas Y os dije muchas palabras Comprometiendo mi nombre Que nunca ha tenido mancha.
- » Perdonad que las retire Si es que fueron aceptadas Y si no las escuchasteis Reputadlas como vanas.
- » Nunca de mal caballero Me deis, señora, la fama, Y disculpad los arranques Que vuestra hermosura causa En corazones de cera Oue se funden con las llamas.
- » Los delirios de una noche Pronto vuelan, pronto pasan, Y delirios fueron éstos

De mi mente deslumbrada.

» Perdonadme bien señora
Si acaso sabéis mañana
Que unido en eternos lazos
Le doy mi nombre á otra dama
Y sabed que en todo tiempo
Me tendréis à vuestras plantas. »

Sin mover los negros ojos
Ni decir una palabra
Y secando entre sonrisas
Con disimulo una lágrima,
Dobló aquel papel funesto
Y « está bien » dijo la dama.
Levantóse el caballero,
Salió de la rica sala
Y cuando Inés quedó sola
Dijo para sí, con rabia:

« ¿Le da su amor y su nombre? ¿Á quién...? ya lo entiendo... ¡á Blanca! ¡Pero no... no será suya, Me sobran valor y audacia Y tengo para impedirlo Todo el infierno en el alma!»

### VI

Al declinar una tarde
Tibia, azul, brillante y diáfana
En que el sol hundió su disco
Entres celajes de grana
Coronando los volçanes
Con un manto de escarlata,
Y haciendo brillar los lagos
Cual si fueran sangre humana,
Don Gastón de Ballesteros
Luciendo traje de gala
Tuvo el diálogo siguiente
Con su idolatrada Blanca:

— Jamás á mujer ninguna Rendí enamorado el alma Y á ti la rindo y la entrego Lleno de amor y esperanza. — Gastón, ¿no mientes?

— Lo juro

Por mi madre idolatrada Que está llorando mi ausencia Ha seis años en España. Bastóme en un breve instante Consagrarte una mirada, ¿Lo recuerdas...?

— Es la historia De lo mismo que me pasa; Te vi y te amé...

— No lo digas

Que muero de dicha, Blanca;

No es el amor pasajero

Que pronto brilla y se apaga

El que te consagro; toda

Mi vida arderá su llama.

— Nuestro amor es imposible

Ella respondió turbada.

— ¿ Imposible?

— Asi lo juzgo. — ¿Y puedo saber la causa? - Secretos son de familia Que por decoro se guardan En el pecho, sin que nunca Al labio indiscreto salgan. — Jamás inquiri misterios Que forman intimos dramas, Pero lo que tú me dices Mi corazón despedaza Y amor no tiene secretos... - Calla Gastón... calla... calla... No hay mujer sobre la tierra Más infeliz que tu Blanca! No vuelvas à verme nunca Porque al mirarme me matas

Y busco fuerza y no tengo Pues me vencen tus miradas. Aléjate de mi vista, Abandona Nueva España, Borra de tu pensamiento Mi imagen, si alli la guardas; Juzga palabras de loca Mis amorosas palabras Y perdóname y olvidame Con el tiempo y la distancia, Que yo entre tanto haré todo Por arrancarme del alma Un amor que no alimenta El fuego de la esperanza! — Gastón levantó los ojos Más que con terror con ansia Y viò los de la doncella Mal conteniendo dos lágrimas Que sin surcar las mejillas Temblaban en sus pestañas. - Tanto has dicho y tan extraño, Que no entiendo tus palabras; Sólo sé que me han caído En el pecho como lava. ¿En dónde está el imposible Que à nuestro afan pone vallas? Dilo, dilo, que entre tanto La incertidumbre me mata. Eres rica, noble y sola,

Nadie en el mundo te manda
Y al darte mi limpio nombre
El tuyo no se rebaja;
Tienes blasones y tengo
Tantos ó más en mi raza;
El Virrey me favorece,
Mi madre tanto me ama
Que aprobará nuestro enlace
Al revelarle tus gracias;
¿En dónde está el imposible?
¿Á qué vienen esas lágrimas?

— Por Dios no me lo preguntes,
Aparta, Gastón... aparta;
Nada en el mundo ha podido
Vencerme cual tus miradas;
Á ningún hombre en la tierra
Le dí con la vida el alma
Y vida y alma no tengo
Desde que me viste...

— ¡Blanca!

Es verdad cuanto me dices?

— ¡Es verdad y muy amarga!

Nuestro amor es imposible,

Aparta... Gastón, aparta.

— Juro de aquí no moverme

Si no me explicas la causa.

— Es que si á saberla llegas

Me desprecias ó me matas

Y eres tú el solo culpable

De mi infinita desgracia.

- Habla todo.

- ¿Tú lo quieres?

- Yo te lo exijo.

- Bien.

- Habla.

### VII.

— Tengo en el mundo una amiga, Más que una amiga, una hermana, Que acaso tú la conoces — ¿Quién?

- Inés Martinez.

— Calla.

- ¿Te turbas?

- Vamos, prosigue.

— Pues con ella una mañana Mano à mano departiendo En el balcón de su casa Te vimos pasar, portando El manto de Calatrava. Yo que ya te conocía, Que interesabas mi alma Y que senti como nunca Invencible tu mirada, Me demudé à tu presencia

Y en eso está mi desgracia, Porque Inés ardiendo en ira Celosa y desencajada, Me dijo que era tu amante Y que tú la idolatrabas. No sé si tú la verias Cuando volviste la cara, Mas no te perdió la vista Hasta que en larga distancia Borró la nube de polvo Tu inmensa cruz encarnada. Quedéme yo tan celosa, Tan triste, con tales ansias, Que en la tarde, en el sarao Que se celebró en la casa, Fui en el minué compañera Del marqués de Santa Olalla Que de casarse conmigo Ofrecióme su palabra, Tan pronto como tornase De una comisión muy alta Que el Virrey le confiriera Para la Nueva Vizcaya.

Yo que estaba ardiendo en celos Me finjí la enamorada Y confirmé sus promesas Con mi rectitud de dama. Salió el Marqués, cual me dijo, À la siguiente mañana, Y dejóme esta sortija Como una prenda sagrada. No ha vuelto nunca à escribirme Ni nunca le pongo cartas, Pero el es un caballero Y yo una mujer honrada Y la sociedad más culta De la corte en Nueva España Todo esto sabe y lo aprueba; Ya ves si soy desgraciada; Tu amor està por un punto Y por otro mi palabra, Entre tú y yo, no es posible Ninguna dulce esperanza; Perdóname y luego olvidame Aparta, Gastón... aparta, Que si me miras me vences: ¡No me fijes la mirada!

De Gastón por el semblante
Cruzó una sangrienta ráfaga
Como el ángel de la muerte
Sobre un campo de batalla.
Quiso allí decirle tanto
Á la deidad de su alma
Que después de pensar mucho
No le dijo una palabra.
Levantóse ardiendo en celos
Y con la mano crispada

Oprimió el helado pomo De su florentina daga Y al salir del aposento Quedóse llorando Blanca.

## VIII

Poblando el aire, se agitan
En catedral las campanas,
Pues ya noticias se tienen
De que en el trono de España
Sucede al quinto Felipe
Un nuevo y grande monarca
Cuyo busto y cuyo nombre
Grabados en oro y plata
Los va á conocer el pueblo
En la jura de la plaza.

Hay junta de caballeros
Del gran Palacio en las salas,
Que conversan y departen
Con el conde de Fuenclara,
Caballero de Santiago
Y virrey de Nueva España.
Allí están todos los grandes
En abolengo y prosapia,
Así los que visten toga

Como los que espuela calzan, Prebendados, auditores, Alabarderos y guardias. De pronto gran movimiento Notóse en aquella sala Y vióse entrar á un gallardo Militar de rubia barba Por la edad entretejida Con leves hilos de plata. **Ved** — murmuraron algunos -Al marqués de Santa Olalla. ¿Ese es el marqués? inquieto Y con la faz demudada Preguntó à un oidor, un joven De apostura muy bizarra. - El mismo -

— ¿De dónde viene?

— Viene de Nueva Vizcaya.

À poco el Marqués, delante
Del conde de Fuente Clara
Presentóle sus respetos
Con estas breves palabras:

— Cumplido mi honroso encargo,
Tan sólo señor me falta
Felicitar á estos reinos
Y á Vuesencia que los manda,
Por la elevación al trono
De nuestro nuevo monarca.
Está próspera, pacifica,

Y dichosa Nueva España, Sin traidores ni ambiciosos... — ¡Lo sabe bien quien los trata! — Dijo una voz en el grupo De los que al Virrey cercaban. El Virrey fijó los ojos En todos con faz airada; El Marqués quedó suspenso Y reinó en toda la sala Un silencio pavoroso Ante semejante audacia. — ¿ Quién profirió tal ofensa? Dijo el conde de Fuenclara; Y adelantando dos pasos Con la frente levantada Don Gastón de Ballesteros Así agregó con voz franca: — Quién conoce à los marqueses Que van á Nueva Vizcaya. Intentó el Virrey al punto Reprender al que así hablaba; Pero le vió cuatro mantos Prendidos sobre la espalda, Los más limpios, los más nobles, Los más preciados de España, Los de Malta y Santiago, De Manresa y Calatrava, Y sólo decirle pudo: - Tened vuesa lengua y basta;

Detenido en mi palacio
Quedaréis hasta mañana. —
Salieron todos confusos
La ceremonia acabada
Y á Ballesteros llegóse
El marqués de Santa Olalla
Y algo rápido y siniestro
Se dijeron en voz baja.

## IX

Llorosa está en su aposento Y llena de angustia, Blanca, Y llorosa Inés Martinez Viste de negro en su casa. Méjico está conmovido Por una noticia infausta:

Que se han batido dos nobles De la más alta prosapia
En un solar muy cercano Al pueblo de Ixtapalápam.

Dicen que como dos fieras Que se hieren insensatas
Los nobles se acometieron Ardiendo en furor y en rabia.

Uno fué el afortunado

En medio de la desgracia,
Pues que al pasar parte à parte
Al contrario con la espada
Le dejó muerto en el sitio
Al despuntar la mañana.
Nadie sabe con certeza
De tal suceso la causa,
Pero lo que nadie ignora
Es que mató en lid honrada
Don Gastón de Ballesteros
Al marqués de Santa Olalla
Por el que de luto lloran
Inés Martínez y Blanca.

#### SEGUNDA PARTE

En las rudas tempestades

Que ofuscan el pensamiento,

Cuando todo se nos cierra

Y todo miramos negro,

El hombre busca el suicidio

Y la mujer el convento:

La mujer castiga el alma

Y el hombre castiga el cuerpo.

Blanca, después de que supo El resultado del duelo Por más que no hubiera amado Al Marqués, rindió respeto Á su memoria y le tuvo Al qué dirán mucho miedo.

« ¡Yo soy culpable, decia, Insomne y triste en su lecho, Gastón ignoraba todo Y yo le dije el secreto. Gastón me adora y cegado

Por el odio, por los celos, Alzó entre los dos un muro Imponente, airado, eterno! Yo ya no puedo ser suya Ni él volverà à pretenderlo; Debo morir para el mundo Y sólo entregarme al cielo. A tan serias reflexiones Dado su espíritu entero Llorando como una loca Encerrada en su aposento, Las rosas de sus mejillas Bien pronto palidecieron Y en menos de tres semanas Emblanqueció su cabello. Una tarde, ya resuelta À salir del mundo necio. Envuelta en oscuro manto Y velando el rostro bello Con denso crespón flotante Y más que sus ojos negro, Fuese à ver al Arzobispo, Que la recibió al momento, Y á solas con él abrióle Sin reticencias su pecho. Era anciano el Arzobispo, Sabio, prudente y discreto Y aconsejóle pensara Con mayor detenimiento

Lo que, de llevarse á cabo, Después no tiene remedio.

- Resuelta estoy, dijo Blanca. No quiero sufrir más tiempo; Quiero en el mundo una celda Y tras de la celda el cielo.
- El camino tiene espinas.
- No más de las que yo tengo.
- En él sobran privaciones.
- Pero no remordimientos.
- Llevaréis la cruz cargando.
- ¿ Qué importa si cargo un muerto?
- Dejaréis vuestra fortuna.
- ¿ De qué me sirve el dinero?
- Seréis un sepulcro andando.
- Muerta está el alma en mi pecho.
- ¿Y si entre cenizas queda
- De alguna ilusión el fuego?
- Lo mataré con la nieve
- De la oración y el silencio.
- ¿Y si él volviera á buscaros
- No volveré nunca á verlo.
- ¿Lo jurais por Dios?

- Lo juro -

— Id en paz, vuestros deseos Cumplidos serán señora; Pronto estará satisfecho El ángel de vuestra guarda Que os marca el rumbo del cielo. Salióse Blanca llorando Con inefable contento Y á solas dijo: adiós mundo Pronto para ti habré muerto.

II.

Después de lo acontecido El Virrey estando inquieto, Con un edecán sensato Venir hizo à Ballesteros A su presencia y hablóle. En estos concisos términos: — De imprudente y desalmado Pruebas disteis caballero Y daros muerte en castigo Bien lo pudiera queriendo; Matasteis un hombre honrado... - En buena lid, dijo fiero Don Gastón sin inmutarse — ¿Buena lid sin causa? ¡Cielos! Derecho de castigaros A todas luces lo tengo Pero desde que os conozco Os distingo con mi afecto Y os señalo como á un hijo. — Con el alma os lo agradezco.

— Es mi deber alejaros De la sociedad de Méjico Y motivo de esta ausencia Hallaréis en estos pliegos.

Don Gastón que estaba solo Con el Virrey departiendo Besóle la diestra mano Con noble y filial respeto Y salióse del Palacio Muy cabizbajo y muy serio. Cuando pudo libre á solas Enterarse en su aposento De los pliegos que le diera El Virrey, quedó suspenso. — ¡Marchar hasta Guatemala! Bien está, pues marcharemos. Mandó arreglar sus caballos Y sus armas, al momento, Y al rayar la media noche Con veinte hombres más ó menos Sin ser visto por ninguno Dejó el populoso centro De Anáhuac, donde quedaba La luz de sus pensamientos.

#### III

Tocan en Regina-Cœli Grandes repiques à vuelo, Está la mañana tibia Y el horizonte sereno. Están regados los anchos Corredores del convento Con amapolas y rosas, Con azucenas y trébol. Pueblan el coro, rezando Las monjas con dulce acento En torno de un crucifijo Que con los brazos abiertos El perdón de los humanos Implora del Padre Eterno. A sus pies, atril dorado. Sostiene un gran libro negro Y alzanse las densas nubes Azuladas del incienso.

El Arzobispo reviste Capa pluvial, y en su pecho Brilla la cruz de amatistas Que lanza tibios reflejos; Con el báculo en la diestra Murmura en voz baja rezos Que repercuten sonoras Las bóvedas del convento.

Y entre el grupo, como estatua, Con las manos sobre el pecho, Y dejando sobre el manto Flotar los largos cabellos, Una mujer de rodillas, Con el semblante cubierto Por un leve, vaporoso Diáfano y colgante velo. A las heladas baldosas Inclina sus ojos negros. Es un aromado lirio Trasplantado en el desierto! Es una blanca azucena Expuesta al rigor del cierzo! ¡ Tiñe el rubor su semblante; De sus labios entreabiertos El mundo por vez postrera Arranca el último beso! Ayer vió luces y pompas Hoy mira sombra y misterios.

Oyó ayer frases de amores Y hoy escucha tristes rezos; Ayer al mirar su rostro En el cristal de un espejo Se enamoró de si misma Al encontrarlo tan bello; Hoy lo esconde en negras tocas Que la abruman con su peso; Ayer adornó con flores Su terso y mórbido pecho Hoy sirve de altar oscuro À una cruz de palo negro; Ayer una ardiente mano Acarició sus cabellos Y entre sus hebras jugaba Cual barco en el mar sereno; Hoy siente que los profana Tosca tijera de hierro Y por ella mutilados Descienden tristes al suelo Sin que nadie los levante Coronándolos de besos. Ayer trajes, joyas, flores, Hoy hábito, cruces, rezos; Ayer un rico palacio, Hoy triste recinto estrecho Y tras la sala y el mundo La celda por universo! El órgano ha dado al aire. Sus más fúnebres acentos Y una mano helada, impia Ya cortó las hebras de ébano Que inertes como de piedra Y rodando por el cuello A las heladas baldosas

Dando compasión cayeron.
Ya renunció la novicia
Pompas y vanos empeños
Y en tosco sayal envuelta
Sin esperanza ni afectos,
Camina entre austeras monjas
Por los claustros del convento.

¡Ya celebró un matrimonio Que tiene votos eternos Y esposa de Jesucristo Su imagen lleva en el pecho! Ayer le llamaron Blanca Pues lo fué de alma y de cuerpo, Hoy le llaman sor Angélica Con devoción y respeto. ¡Pobre paloma escondida De la oración en el huerto! Sobre su conciencia pasa La ilusión como ángel negro: Es la celda su palacio, Su solo jardin el templo, La oración su sola queja Y el altar su solo puerto. ¿Y don Gastón...? está ausente; ¿Y el Marqués? murió en un duelo; ¿Y su corazón?...; aun late Con vida dentro del pecho! ¡ Negras tormentas humanas ! Anchos horizontes negros!

¡El hombre busca el suicidio Y la mujer el convento!

### IV

1 Oh interminables y oscuras Noches del remordimiento! Siglos parecen sus horas Que están pobladas de espectros Y de endriagos y gnomos Oue burlando nuestro duelo Bailan la danza macabra En torno de nuestro lecho! ¡Oh interminables y oscuras Batallas del pensamiento! ¿ Quién enciende las pasiones? ¿Quién aviva los deseos? ¿Quién de la hoguera del alma Atiza constante el fuego Que ni lo apaga la ausencia Ni logra extinguirlo el tiempo? Amor, tirano del mundo, No en vano te pintan ciego; Que si disparas del arco Tus dardos, pasas con ellos La muralla en el castillo Y el cancel en el convento:

V

Sor Angélica está triste Y llora siempre en silencio, Mojando en llanto las hojas Del tosco libro de rezos. Una sombra la persigue De su celda en el misterio Y cuando à orar se arrodilla Con humildad y respeto Delante del crucifijo, No ve los brazos abiertos Ni la cabeza inclinada Sobre el desgarrado pecho, Sino que surje á sus ojos Un gallardo caballero Con negra, abundosa barba, Blanca frente y ojos negros. « Aparta, le dice, aparta, No turbes mi pensamiento»; Y la imagen se aproxima, Y ella llora y siente miedo, Y pasa todas las noches En este combate fiero Pues por donde à Cristo busca

Gastón le sale al encuentro. Más que nunca enamorada, El aguijón de los celos Lleva clavado en el alma Y la consume en silencio. Recuerda las objeciones Y las sentencias, que experto El Arzobispo le hiciera Antes de entrar al convento, Y se rinde à su desgracia Y dice con desconsuelo: « Me afano por olvidarle Y en todas partes le veo. Si es un ángel Dios lo manda De lo más alto del cielo, Si es Satanás me persigue Desde el fondo del Averno ». Y no bastan penitencias Ni propósitos, ni rezos Y a su pesar le idolatra Y da culto à sus recuerdos.

VI

Tres años han transcurrido. De Nueva España en el reino El conde de Fuente Clara À otro Virrey cedió el puesto Y éste convocó á los jefes De más cerca y de más lejos Para arreglar á su antojo El servicio del Ejército. Volvió Gastón á la corte Y encantado el Virrey nuevo De su presencia y su trato, Dióle el mando de los tercios Que en Palacio daban guardia Gozando especiales fueros. No volvió à sonar en labios Del aguerrido mancebo El nombre de su adorada, Ni aclarar quiso el misterio De su suerte, que ninguno Le aventajó en lo discreto. Llegó en siete de septiembre Y à la reina de los cielos Celebraron con gran pompa Las monjas de su convento.

El Virrey, como invitado
Por su rango en primer término,
Entró á la iglesia, seguido
De guardias y alabarderos
Colocándose los guardias
Junto al coro con respeto.

Gastón estaba apostado

Junto al altar de san Telmo, Las manos sobre su espada Y los ojos en el suelo, Y después de largo rato Oyó prolongado y tierno Un suspiro que cual dardo Fué à clavarsele en el pecho. Vuelve el rostro y con sorpresa Que heló su sangre en el cuerpo, Velado por largas tocas Mira el semblante hechicero De su Blanca que lloraba, Deslizando entre sus dedos Un rosario, cuyas cuentas Talladas, de color negro, Temblaban como las hojas De un árbol que agita el viento. Vió el caballero à la monja Vió la monja al caballero Y sin desplegar los labios Mucho sus ojos dijeron.

Cuando concluyó la misa
Internáronse al convento
Las monjas, al tiempo mismo
Que Gastón salió del templo
Y en esa noche no pudo
Sentir la paz del sueño
Y ella no pudo en su celda
Ver á Dios ni alzar sus rezos,

Que al mirar el Crucifijo
Vió en la cruz al caballero
Mirándola de tal suerte
Y con amor tan inmenso,
Que horrorizada dió un grito
Y se desplomó en el suelo
Oyendo sobre sus labios
Como el chasquido de un beso.

#### IIV

Está la noche lluviosa,
El relámpago violento
Ilumina el horizonte
Con anchas orlas de fuego;
¡Cuán imponente resuena
La tempestad á lo lejos!
Parecen las calles tumbas,
Los edificios espectros,
Los transeúntes fantasmas
Y grito de muerte el viento.
Nada turba en tales horas
De la ciudad el silencio,
Sólo las rondas de capa
Que cruzan de tiempo en tiempo,
El grito descompasado

Y triste de los serenos Y la aguda campanilla Con cuyos fúnebres ecos La inquisición dice á todos Cómo vigila á sus reos. Por la plaza de Regina De pobre y misero aspecto, Anegada por la lluvia Y sin un solo reflejo De un farol que à los vecinos Pueda alumbrar el sendero, Bien embozado en su capa, Vestido todo de negro, Sin compañero ninguno, Junto à los muros del templo Cruza, recatando el paso, Don Gastón de Ballesteros.

Mira que nadie le observa Y tuerce, no sin recelo Á la calle en que está el torno De que se sirve el convento.

Da con sigilo tres golpes
Y otros tres, escucha luego:
— Aquí estoy, dice en voz baja —
Y dicenle: — Aquí te espero.
— ¿ Podrás salir? — Imposible
Que puerta libre no tengo.

- Subiré escalando el muro
- Sube como quieras, dueño;

Soy más que nunca tu esclava; Manda que yo te obedezco. — Don Gastón tiró la escala Con un tino tan certero Que se quedó en una almena Prendido el gancho de hierro Con destreza de marino Por ella trepó sin miedo Y pisó à pocos instantes Las hóyedas del convento.

Inclinóse para el patio
Y del jardín en el centro
De pie y con las claras tocas
El gallardo talle envuelto,
Miró á Blanca en cuyo rostro
Brillaban cual dos luceros
Atrayéndolo al abismo
Los ojos grandes y negros.

Alzó con mano robusta

La escala el audaz mancebo

Y hacia el patio descolgóla

A cualquier azar resuelto.

Bajó de la enorme altura
La mitad ni más ni menos,
Cuando de pronto escuchóse
Un largo crujido intenso
Y saltó roto en pedazos
El borde musgoso y negro
Arrancado por el gancho

De la escala, en un momento. Se oyó un grito pavoroso, Un rumor sordo y siniestro, Que las sombras de la noche En su manto recogieron Y que pronto dispersaron Las negras alas del viento.

## VIII

Asombrando á los vecinos Y margen dando á misterios Que se tornaron consejas Al referirlas el pueblo, Al despuntar la mañana Que siguió al triste suceso, Viéronse muchos carruajes Á la puerta del convento Llegando el del Arzobispo Entre todos el primero; Después los inquisidores Y letrados del consejo Del santo oficio, cargando Con pergaminos y pliegos. Pasaron más de seis horas

En pláticas y argumentos Y por no asustar al barrio, Uno tras otro salieron.

En la noche cuando todo
Era en la calle silencio
Y nada en el barrio daba
Señales de movimiento,
Llegaron los alguaciles
Con recato conduciendo
La litera que las rondas
Usaban en caso extremo.

Sacaron después, del torno
Por el espacioso hueco,
Un bulto que en negros paños
Estaba oculto y envuelto;
Echáronlo en la litera
Y cargándolo emprendieron
Su marcha por las oscuras
Calles de la triste Méjico.

En las crónicas añejas
De donde brota este cuento,
Dicen que ya sepultado
Don Gastón de Ballesteros,
À la infortunada Blanca,
Culpable de sacrilegio,
Y de violación de votos
Y otros crimenes inmensos,
Sentencióla el Santo Oficio

Á ser arrojada al fuego;
Y cuentan los que lo saben
Que al morir no tuvo miedo,
Asustando á los verdugos
Y dando pavor al pueblo,
Pues ni en medio de las llamas
Dejó escapar un lamento.

Jalapa, febrero 12 de 1889.

# EL PRISIONERO DE PAPAZINDÁN

(Del Romancero de la guerra contra la intervención francesa)

#### A IGNACIO PEREZ SALAZAR

1

Treinta y tres años cumplidos,
Ancha la espalda, alto el pecho,
Estatura que disfraza
El tosco vigor del cuerpo.
Ojo vivo y penetrante,
Corto el poblado cabello,
Sin un asomo de barba,
El bigote escaso y recio;
Hundido sobre las cejas
Ancho y oscuro sombrero;
Ninguna insignia en el traje,
Ningún militar arreo;

Siempre prudente y callado, Siempre vestido de negro, Con una calma y un modo Tan natural, tan modesto, Que más al verle semeja Humilde y franco labriego Oue luchador indomable Y temido guerrillero A quien los franceses nombran Por su arrojo y su denuedo El leon de las montañas. Y que en renidos encuentros. Lo mismo en Venta del Aire, Zitácuaro y Angangueo, Probó bien cuánto a su patriá Ama y defiende su pecho.

Jamas el rudo combate,
Llego à contemplar de lejos,
Pues acompañado o solo
Entraba siempre el primero.
Nunca contó al enemigo,
Que donde estaba sabiendo,
Se apresuraba à encontrarle
Valiente pero sereno.
Como todos, reposado
Y más que todos, resuelto,
Al comenzar el combate
Al enemigo embistiendo,

Ni la cabeza inclinaba Para acometerle ciego, Ni con destemplados gritos · Daba à sus huestes aliento: El valor en sus soldados Brotaba con sólo verlo, Que una enseña es su figura, Su calma estoica, un ejemplo. Nada resiste á su empuje Y abre un camino su acero, Por el que va la victoria Siempre sus huellas siguiendo. Los enemigos le temen; De la noche en el silencio Por todas partes esperan Como à un tigre sorprenderlo. Mas no valen emboscadas Y es vano cualquier intento, Que siempre burla sus planes, Desbarata sus proyectos Y los humilla y los vence, Y á tanto llega su esfuerzo Que como un ser protegido Por insondable misterio, Le miran propios y extraños: Tal es Nicolás Romero.

#### -11

No tuvo Riva Palacio En aquel glorioso tiempo, Un soldado más adicto, Ni un amigo más sincero. Y cuéntese con que andaban A su lado: Luis Robredo Que en Tacambaro sucumbe A los belgas combatiendo; El coronel Luis Carrillo Que en los muros de Querétaro. Al frente de sus soldados Exhaló el postrer aliento, Y Bernal, que en Urüapam Asaltando un parapeto Dejó escaparse la vida Por ancha herida en el pecho, Y otros héroes cuyos nombres En el polvo se escondieron, Y quedan alli esperando Que la Historia, Juez Supremo, À la vida de la Gloria Los llame por justo premio. Por eso, como entre todos

Descuella el bravo Romero, Y como todos le juzgan En campaña el más experto, Dispone Riva Palacio Dejarle al mando el cuerpo Que ha combatido sin tregua En el Estado de Méjico, Mientras él marcha à encargarse En Michoacán del Gobierno Y à reunir las divisiones Del Ejército del Centro: Transcurren algunos días, Y ordenes tiene Romero De ir en Tacámbaro a unirse Con el resto del ejercito. Obedece, como siempre, Precipita los aprestos, Y ya lista su brigada En marcha se pone luego.

## ÍİÌ

Es azarosa y terrible La vida del guerrillero, Pero lo fué más que nunca Sostenida en aquel tiempo, Cuando flotaba triunfante La bandera del Imperio
Y árbitro de nuestra suerte
Era Napoleón tercero.
El porvenir asomaba
Mostrando en el turbio cielo
Anchas nubes tormentosas,
Tristes horizontes negros,
Y al pendón republicano
Miraba con torvo ceño
La victoria, sin dejarle
Sus glorias y sus trofeos.

¡Soldados de las montañas! Unos vivos y otros muertos; Vuestra abnegación asombra En esa lucha, teniendo La muerte siempre à la vista, Y sin esperar el éxito El mundo os miró luchando, Que no soñabais más premio Que combatir por la patria Y morir por sus derechos. Hasta ignorabais humildes, Que de noche, en el silencio, Cuando las rojas hogueras Alumbran los campamentos, Pasaban entre las sombras, Vuestra causa bendiciendo Tres espiritus sublimes Que os dieran heroico ejemplo. ¡Hidalgo! de nuestras glorias Impulso, móvil y centro; Con él, un héroe que fuera De la Independencia el genio: ¡ El invencible de Cuautla! El intachable Morelos! Y con ambos la más viva Encarnación de este pueblo: El aguila de su escudo El indomable Guerrero! ¡Soldados de las montañas! Nobles soldados del pueblo! Los que tuvisteis por tienda Praderas, montes y yermos, Harapos por uniforme Y abrupto peñón por lecho! Sonara siempre mi lira Con algun acorde tierno, Al repetir vuestros nombres Y al relatar vuestros hechos. ¡Cuantos dormis en el polvo! Cuántos, va tristes y viejos, Entre olvido y amargura Vivis de vuestros recuerdos! Perdidas las ilusiones, Y la fe, muerta en el pecho, Contais yuestras breves horas Envidiando á los que han muerto. Mi voz pretende sacaros

De tan hondo abatimiento,
Que si en alas polvorosas,
Lleva esas glorias el tiempo,
Yo, que nací mejicano
Arrebatárselas quiero
Y como un grupo de soles
Mostrarlas al Universo:
¡Soldados de las montañas!
¡Nobles soldados del pueblo!

#### IV

Como verjel escondido
Entre montes gigantescos,
En donde limpios arroyos
Fertilizando aquel suelo,
Cruzan entre las parotas,
Retozan entre los ceibos,
Y se ocultan en la grama
Y después brotan ligeros,
Brindando con sus cristales
Á los ganados sedientos,
Mientras se posan las garzas
En los hojosos granjenos,
Y las guacamayas cruzan
Con tardo y pausado vuelo;

Hay un grupo que semeja Un palomar pintoresco, Formado de blancas chozas. En donde habitan contentos Con sus familias humildes, Francos y altivos rancheros. Cerca de cuarenta leguas Distarà el naciente pueblo, De Zitácuaro, medidas Sobre escabrosos senderos; Papazindán se le llama Y de la guerra el aliento No ha nublado todavia El limpio azul de su cielo. Una mañana, se miran A los ardientes reflejos Del sol que nace, esos campos Poblados de guerrilleros. Alli pasaron la noche, Alli se ve el campamento Oue formó la infanteria De la Cañada en el centro. Y son aquellos soldados Que inspiran amor al pueblo Los que en constante campaña Manda Nicolas Romero. No esperan al enemigo Y como libres de riesgo. Olvidando las fatigas

 Descansan todos contentos. De súbito, se oyen tiros Y blasfemias y denuestos, Y como huracán terrible Que no espera el mar sereno. Destrozando la maleza Y la tierra estremeciendo Furiosos se precipitan Enemigos regimientos, Acuchillando á su paso Y el espanto difundiendo, Sin dar á los más osados Para defenderse, tiempo. Tras ese alud de jinetes Los infantes vienen luego, Y lo que aquellos comienzan À consumar llegan éstos. Nada resiste á su empuje Y muertos ó prisioneros Quedan los que no han podido Ir por el bosque dispersos. Nada se sabe del jefe; Los franceses con empeño Por todas partes preguntan Si ha quedado vivo ó muerto. Mas como nada descubren Y al combate han dado término Para descansar escogen El lugar de aquel siniestro.

Dos horas después se mira Tan tranquilo todo aquello; Que un grupo de zuavos rie Contemplando à un compañero Que en pos de arrogante gallo Corre afanoso y violento. El animal, ya rendido, Por salvarse emprende el vuelo Y entre las ramas de un árbol Esconde el pintado cuerpo. El zuavo llega en su busca, Alza los ojos atento Y descubre, entre el ramaje, Recatado un bulto negro; Lanza un grito de sorpresa, Requiere el arma violento, Y con grandes voces llama À todos sus compañeros. Acuden, miran, discuten, Gritan y le intiman presto Que descienda, si no quiere Que sobre él rompan el fuego: Muévense entonces las ramas: Y lentamente, sin miedo, Baja por el tronco un hombre Que está vestido de negro. Á tal novedad acuden Más jefes y subalternos; Que à la par que lo contemplan Le forman circulo estrecho: No le conoce ninguno, Más él; à todo resuelto, Les dice con voz tranquila: « Yo soy Nicolas Romero 1. Al escuchar ese nombre Temido por todos ellos, Y al contemplar desarmado A quien vencido no vieron, Asoma en todos los rostros Con el asombro el contento. El leon de las montañas Presa del destino ciego; Mas debe al propio infortunio Que del contrario al esfuerzo Hallarse entre los franceses Desarmado y prisionero.

V

Aunque el sol maciente brilla
Con deslumbrantes reflejos,
De la ciudad opulenta
Sobre el transparente cielo;
Hay algo que no se explica,
Que pesando sobre Mejico
Hace que la luz se mire

Con un color ceniciento, Y alumbre calles y plazas Como la antorcha de un féretro. Los ánimos conturbados, Los corazones opresos, Tristeza por todas partes, Por todas partes silencio. El menos sagaz comprende Que se prepara un suceso Tan triste, tan pavoroso, Tan terrible, tan funesto, Que al presentirlo semeja La ciudad un cementerio. Desde que rayó la aurora, En la penumbra se vieron Marchar silenciosamente Del enemigo extranjero, Los pesados escuadrones, Los compactos regimientos. No distante de la plaza En el oriental extremo De la ciudad, se descubre Vecina de los potreros De Aragón, desierta plaza De triste y mísero aspecto. Cierran su humilde recinto Albergues de carboneros, Y pobres chozas que alfombran Guijarros y polvo seco.

Es la plaza de Mixcalco Que à todos infunde miedo Por ser sitio en que la pepa Capital sufren los reos; La ha regado mucha sangre; Muchos el postrer aliento Lanzaron alli, mirando Aquel contorno siniestro. Por eso los grises muros Del ángulo norte izquierdo Son conocidos por todos Como el rincón-de los muertos. Va lentamente à esa plaza, En gruesas ondas el pueblo, En pos de los batallones Que van llegando en silencio. Fórmase el cuadro, se alinean Los zuavos en primer término, Y entre sus filas asoman Las anchas bocas de fuego. Detrás cazadores de África, Que con su marcial aspecto À la inquieta muchedumbre Imponen mudo respeto. Alzase un rumor de pronto Como el mar que ruje fiero. Abren paso los soldados, Entra todo en movimiento. Y en el cuadro se presenta

El funerario cortejo Con el que van al cadalso Cuatro mártires del pueblo. Era el uno Roque Flores, Un valeroso sargento; El otro Encarnación Rojas, Alférez del mismo cuerpo; Higinio Alvarez, altivo Comandante muy apuesto En un tricolor zarape Con suma elegancia envuelto, Y con ellos muy tranquilo Como quien marcha à paseo, El valor en la mirada Y fumando y sonriendo, Al patibulo, glorioso Llega Nicolas Romero. Fórmase à los cuatro en filà; Reina funebre silencio. Los tiradores preparan, Se da la señal de fuego, Y al tronar de los fusiles, El grito de ¡ Viva Mejico! Brotando de aquellas bocas, Va con su postrer aliento Por el cielo de la patria En nubes de gloria envuelto.

#### VI

¡Soldados de las montañas!
¡Nobles soldados del pueblo!
Sobre vuestras tumbas crecen
Inmarcesibles y eternos,
Los laureres con que adornan
Los inmortales sus templos.
Humildes desde la cuna
Nacisteis en el silencio
Y à la luz del patriotismo
Que se encendió en vuestros pechos
La historia imparcial, severa,
Grabó con buril de fuego
Vuestros nombres en sus altos
Perdurables monumentos!

## PRIMERO ES LA PATRIA

À MI FRATERNAL AMIGO RAFAEL DE ZAYAS ENRÍQUEZ

Apenas por el oriente Entre celajes de plata, Y disipando las sombras Aparece la mañana; Cuando el eco despertando De la desierta montaña, El estampido sonoro Del cañón difunde alarma. Precipitados los belgas. Que à Tacámbaro resguardan, En las trincheras se agolpan Y al combate se preparan. Ya de una altura descienden Las fuerzas republicanas Y vibran de las cornetas Las notas limpias y claras.

Se miran los batallones Que denso polvo levantan, Marchando pausadamente De las lomas por la falda. La división es aquella Que en la constante campaña, Del Ejército del Centro Nicolás Régules manda. En ella cuéntanse muchos Jóvenes en cuyas almas, El patriotismo ha encendido Su pura y ardiente llama, Oue al llevarlos al combate Vencer ó morir les manda, Los estimula y anima Luis Robredo y le acompaña De valor y de fe lleno José Vicente Villada. Va à comenzar el combate, De prisa el sol se levanta Y los ayudantes cruzan Entre columnas cerradas; Se apresta la artillería Y ocupan la retaguardia Los escuadrones formados Y listos para la carga. Ya los jefes impacientes Sólo la señal aguardan Para emprender atrevidos

El asalto de la plaza. Ya Régules se dispone A dar la voz esperada, Cuando llega un hombre à escape Corriendo desde la plaza. El General al mirarle Le tiende la mano franca Y con gran fatiga el otro Le dirije la palabra. - Que no hagan fuego, le dice, Que en la trinchera cercana, En esa que se divisa De la ciudad à la entrada, Han colocado los belgas Al rayar de la mañana, À los que usted en el mundo Más considera y más ama: ¡Están su esposa y sus hijos! Pues quieren si usted ataca Que reciban los primeros La mortifera descarga. — Régules queda en silencio Y luego con mucha calma, À los artilleros grita: — ¡Fuego! ¡ Primero es la Patria! — Al sonar su yoz retumba El cañón y se levanta La espantosa griteria De las columnas en marcha.

Pero un eco más terrible Régules siente en el alma, Pensando donde la muerte Llevado habrá la metralla. Sus ojos no se humedecen, Ni su faz se torna pálida Y sólo en el entrecejo Sus pensamientos se marcan. - Avancen, les grita, avancen, Y haciendo brillar su espada Entre densas nubes de humo Impasible se adelanta. ¡Con cuánto valor defienden Los imperiales la plaza! ¡Con cuánto arrojo combaten Las huestes republicanas!... Suyas las primeras lineas Después de tenaz batalla, Los asaltantes ocupan Trincheras, calles y casas. Reconcéntranse los belgas En la iglesia y se preparan À hacer una resistencia Terrible y desesperada. La gente va resbalando De fresca sangre en las charcas, Y hay tantos muertos que oponen Dificultad à la marcha. Los soldados tropezando

Y cayendo se adelantan Hasta cercar la parroquia Entre una lluvia de balas. Alli cubierto de gloria Y de la patria en las aras, El coronel Luis Robredo El último aliento exhala. Tras dos horas de combate La tropa mira asombrada Que la iglesia se corona Con un penacho de llamas. Cunde el fuego, el humo denso En anchas nubes se escapa, Y en remolinos de chispas Por las abiertas montañas; Y se estremecen los muros, Y las puertas se desgajan Y crujiendo se desploman Los techos sobre las masas. Los imperiales se rinden Y de la heroica batalla, El éxito y el arrojo Lleva en sus ecos la fama; Y cuando ya la victoria Anuncian alegres dianas, Régules vuelve à sus hijos, Vuelve á su esposa y se pasma De ver como respetaron Sus corazones las balas;

Y al estrechar en sus brazos
Aquellas prendas del alma,
Escucha como repite
En torno suyo la Fama,
Grabándolas en la Historia
Aquellas nobles palabras,
Que más que Guzmán el Bueno
Y más que un hijo de Esparta,
Lanzó diciendo á sus tropas:

« ¡Fuego ! » « ¡Primero es la Patria! »

## LOS FUEROS DEL VALOR

À LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DUQUESA DE PRIM

Bajo los candentes rayos Del rojo sol de la costa, Sobre secos arenales Cuyos vapores sofocan, En donde el viento no cruza Ni la nube bienhechora Sobre el agotado suelo Arrastra indecisa sombra; Huyendo de la epidemia Que en Veracruz diezma y corta De franceses y españoles À las aguerridas tropas, Vienen ambas caminando Hacia la falda escabrosa De Acultzingo, por convenio De los jeses de unas y otras. I, quienes da su permiso

El Gobierno, de que pongan Sus cuarteles en las plazas Que clima benigno gozan.

Mas tal convenio que hoy día
De la Soledad se nombra,
No le sué comunicado
À un jese que en tales horas
El camino custodiaba
Con una fuerza muy corta.

No más de doscientos hombres Aunque resueltos, la forman, Y órdenes tiene severas De impedir á toda costa El paso, por aquel punto De las fuerzas invasoras.

Al ver venir à lo lejos
Con marcialidad y pompa,
Las legiones franco-theras,
Y que sin recelo toman
Del camino de las cumbres
La carretera más próxima,
Dispone luego à su gente
Que las armas tiene prontas
Y se planta en son de guerra
Donde más el paso estorba.

Al divisar los que llegan Tan extraña maniobra Á su general en jefe Dan parte de que se notan Preparativos de ataque .

Lo cual á todos asombra

Era Prim el que mandaba
El ejército, y de boca
De sus soldados sabiendo
Novedad tan sospechosa,
Adelanta un emisario
Que blanca bandera porta
Para preguntar al jefe
La razón, pues que la ignora,
Que tiene para oponerse
Á la marcha de sus tropas.

Rápido va el emisario,
Los opuestos lindes toca,
Con el jefe mejicano
Muy en breve se apersona,
Y le refiere el convenio,
Le dice por qué la costa
Han dejado, por qué vienen
Á acampar sobre las lomas.

Atento le escucha el otro
Y dando respuesta pronta
Le dice que tal convenio
No conoce, y pues ignora
Y órdenes no ha recibido
Que á la consigna se opongan,
Habrá de luchar con ellos
Sin contar, pues no le importa
Ni los que á su lado tiene,

Ni los que vienen en contra,

- Somos muchos.
  - No los cuento.
- Tenéis muy pocos.
  - Me sobran;

Para morir por la patria No he menester gran escolta.

- Pasaremos
- No lo dudo; Sangrienta será la alfombra.
  - ¿No cedéis?
- Aunque viniera Contra mi toda la Europa.
  - ¿Eso le digo à mi jefe?
- Y agregad por cuenta propia Cuanto gustéis, yo sostengo Un reto que me acomoda.

Vuelve el mensajero triste, Habla con Prim y le abona El valor del adversario, Valor que à todos asombra.

Después de escuchar atento, Dice Prim que reflxiona:

— De acometer à esos hombres
Es segura su derrota,
Mas el éxito sería
Vergüenza más que victoria.
Soldados que así obedecen,
Valientes que así se portan

En tan solemnes momentos, Merecen respeto y honra, Y honra y respeto ha de darles Nuestra bandera española.

Y después de decir esto
Manda hacer alto à las tropas
Y al general mejicano
Pone al momento una nota
Refiriendo lo que pasa
Y pidiendo que disponga
Que el paso no les impida
Aquel jefe à quien pergona
Caballeroso y valiente,
Cuyo atrevimiento elogia.

En comunicar tat orden
Trascurren más de tres horas,
Y todo ese tiempo quedan
Sufriendo el sol de la costa
Tendidas á campo raso
Las legiones invasoras.

Suena al fin, de los clarines La voz, indicando ronca, Que vuelve á ponerse en marcha La ya fatidaga tropa.

Ordónanse las columnas,
Y entre nubes polvorosas,
Se deslizan lentamente
Sobre las tendidas lomas.
Llegar 'punto que guarda

El jese que pocas horas Antes, les detuvo el paso, El cual con su gente forma A la izquierda del camino En actitud silenciosa.

Al cruzar la descubierta
Por aquel punto, se asoma
Al rostro de los que vienen
La curiosidad más honda
Por conocer al osado
Que obtiene al fin la victoria,
Pues con su valor, tan sólo
Tanto tiempo el paso estorba.

Y con respeto le miran, Y con cariño le nombran, Y ya van lejos, y el rostro A cada segundo tornan.

Sobre un corcel arrogante
Que agita su crin sedosa,
Y con la espuma del freno
El nervudo pecho moja,
Llega Prim, y diligente
Con la corte numerosa
De ayudantes que le siguen
Y de amigos que le escoltan,
Al jefe busca y lo encuentra,
Y al mirar que cuando nota
Su presencia se adelanta,
Pica al caballo, y la pronta

Mano tendiendo le dice:

— « Caballero, á mucha honra
Tengo en conocer á un bravo
Que de su patria es la gloria;
Nación que tiene soldados
Como el que marcó á mis tropas
El alto, cuando tenía
Por segura la derrota,
Es nación á quien reserva
Grandes páginas la historia —.

Vuelve à oprimirle la mano, Y antes que el otro responda, Entre una nube de polvo Gana camino en las lomas Ensalzando a aquei valiente Con los que à su lado trotan.

Han pasado muchos años;
La basílica de Atocha,
Guardando de Prim el sueño
Bajo sus macizas bóvedas
Conserva el recuerdo vivo
De su valor, y la gloria
Alcanzada en Castillejos
Por las armas españolas.

También en eterno sueño En nuestro suelo reposa El temerario soldado Que a Prim el paso le corta Sin medir número, fuerza, Ni el gran peligro que afronta, El coronel Félix Díaz Á quien recuerda la historia Como altivo y como osado, Como valiente y patriota.

## LA HEROÍNA DEL DOLOR

À LA SEÑORA CARMEN ROMERO RUBIO DE DÍAZ

Por una angosta vereda
Que cruza entre las montañas
Que por el sur de Jalisco
Forman gigante muralla,
Caminando paso á paso,
Al despuntar la mañana,
Van en sus dóciles potros
Que de fuertes tienen traza,
Un oficial embozado
En vieja y oscura capa,
Una mujer bella y joven
Con un niño que amamanta

Y un asistente que sigue De la pareja la marcha.

Risueña nace la aurora,
Alegres las aves cantan,
El viento cruza tan manso
Que no estremece las ramas;
Sonoro rumor se escucha
De las distintas cascadas,
Y la tierra humedecida
Con las lágrimas del alba
Entre el tupido follaje
Ligeras brumas levanta.

Por el azul de los cielos Atraviesan las bandadas De mirlos y colorines, De tordos y guacamayas.

Van alegres los viajeros
Y al compás de las pisadas
De los caballos, sostienen
Festiva y sabrosa charla.
— Mira qué grandes, qué bellos
Tiene los ojos, — exclama
La mujer mirando al niño: —
Si ya con los ojos habla;
Mira qué oscuro es su pelo,
Sus manecitas qué blancas,
Y esa sonrisa tan dulce
Que llega al fondo del alma.
¿No confiesas que es hermoso?

Y el oficial que no aparta
Del bello grupo la vista,
Responde con risa franca
Que la ternura denuncia
Y el buen carácter delata:

— Por fuerza debe ser bello
Si tiene mi misma cara;
Es retrato de su padre
Y hasta los ciegos lo cantan. —
Alzó la joven el rostro,
Y lanzando una mirada
Más traviesa que burlona:
— Si, tu retrato le llamas,
Contestó, porque no has visto
En un espejo tus gracias. —

Y como dando la prueba De que mienten sus palabras, Acaricia del marido La luenga y sedosa barba.

El sol se va levantando; De los montes en la falda Las nieblas desaparecen Y se agrupan en las palmas Buscando la fresca sombra Las aves en las cañadas.

Sigue el grupo su camino Mas ya con penosa marcha, Que baja lumbre del cielo Y el suelo despide llamas.

La madre al niño procura Defender del sol que abrasa, Formándole frágil toldo Con tela ligera y blanca. El oficial va cual antes Sin soltar ni la bufanda, Pues toma por buena regla « Para buen sol buena capa. » El soldado indiferente Silbando el toque de marcha Sigue cual si no sintiera Temperatura tan alta. Él se apellida Lozano; Ella, Matilde se llama, Y el asistente responde Al nombre de Juan Zapata.

Iì

De improvisto los caballos
Detiénense y con recelo
Alzan la cabeza y mueven
Ambas orejas á un tiempo.
El oficial y el soldado
Comprenden cercano riesgo,
Los dos empuñan las armas

Y con ademán resuelto
Saltan entre la maleza
Limite del bosque espeso.
No bien un palmo adelantan
Cuando salen á su encuentro,
Cual brotando de la selva,
Audaces, terribles, fieros,
Los cazadores franceses
Que allí estaban en acecho.

Es la resistencia inútil,
Que en gran número son ellos,
Y tan de prisa se llegan
Que cercan en un momento
Al oficial y à Zapata
Intimándoles soberbios.
El uniforme denuncia
Á Lozano y sin remedio
Tiene que entregar sus armas
Y darse por prisionero.

Muda de asombro, temblando,
Con el rostro descompuesto,
Las lágrimas en los ojos
Y apretando contra el seno
Al niño, cual si quisiera
En ella misma esconderlo,
Matilde mira á su esposo,
Á los soldados y al cielo
Y ni tiene una plegaria
Ni una queja, ni un lamento.

En tanto, de los caballos
Hacen bajar à los presos,
Y en medio de los franceses
Y sin ningún miramiento,
Se encamina la columna
Buscando el vecino pueblo
Y tras ella pensativa
Sigue Matilde en silencio,
Que nadie de ella se ocupa
En tan aciagos momentos.

Una madre abandonada
En un camino desierto,
Con un niño entre los brazos,
Llevando dentro del pecho
El corazón oprimido
Por el dolor más intenso,
Podrá conmover sin duda
El ánimo más sereno;
Pero en medio de las luchas
Y cuando sopla el aliento
De los combates, en vano
Fuera buscar un consuelo
En marciales corazones
Templados á sangre y fuego.

### H

Prisionero está en Colima
El comandante Lozano
Y en la pobreza Matilde
Vive su prisión llorando.
Tiene en peligro la vida
El jefe republicano,
Pues de cuantos han caido
Á ninguno han perdonado,
que Berthelín que allí manda
Debe en justicia á sus actos
Los renombres que le siguen
De implacable y sanguinario.

Matilde ocupa una casa
En un apartado barrio,
Mas por desgracia esa calle
Es el camino marcado
Para llevar diariamente
Las victimas al cadalso.

Y así, todas las mañanas Luego que suenan las cuatro, Oye Matilde que llevan En las sombras los zuavos Á una plazuela cercana Los mártires sentenciados.

Escucha à pocos instantes El sonar de los disparos Y luego vuelve la escolta Los cadáveres dejando Que el cura siempre recoge Cuando el sol está muy alto. En horrible incertidumbre, Con el pecho destrozado, Cada mañana Matilde Escucha llena de pasmo, Cuando pasa la columna A los mártires llevando Cada mañana supone Que va con ellos Lozano. Y al escuchar las descargas Nubla sus oios el llanto Y con voz entrecortada Pone al niño en su regazo, Y acercándolo á su rostro Le dice, bajo, muy bajo: - « ¡Hijo del alma, quién sabe Si á tu padre habrán matado! » Se pone luego en acecho Y al regresar los zuavos, Cuando siente que se alejan Y queda en silencio el barrio: Coge un farol y le oculta, Toma al niño entre sus brazos, Abre con temor la puerta,

Ve la calle con espanto, Y trémula y conmovida Dirige el incierto paso Hasta el lugar en que yacen Los muertos abandonados.

Lanza su rejiza lumbre
Tras de los vidrios opacos,
El farolillo que tiembla
De la mujer en la mano.
Hirsto el negro cabello,
De las órbitas saltando
Los ojos como dos ascuas
Ve Matilde, paso á paso,
Uno por uno, los rostros
Por el plomo destrozados.
Hunde las desnudas plantas
De tibia sangre en los charcos,
Y ni el terror la detiene
Ni la domina el espanto.

Inclinase y delirante
Va cada rostro mirando,
Y si en alguno las huellas
Del proyectil han borrado
Las facciones, si la sangre
Oculta todos los rasgos,
Valerosa se arrodilia

Lo enjuga, aparta el cabello, Y su audacia llega á tanto Que á muchos abre los ojos Claras señales buscando.

Cuando queda satisfecha
De que no ha muerto Lozano,
Se arrodilla, eleva al cielo
Cortándola con su llanto,
La más ferviente plegaria
Que alzó pecho atribulado.

Vuelve en seguida á su casa,
Pasa en terribles trabajos
Las horas, llega la noche,
Escucha sonar las cuatro
Y otra vez la misma escena,
Y sin tregua ni descanso
Uno tras otros los días
Va en esta angustia pasando;
Así transcurren los meses,
Está su cabello blanco,
Está su faz demacrada
Donde abrió surcos el llanto,
Y ya una anciana parece
Y cuenta veintitrés años.

#### IV

Una noche tenebrosa,
En que ruda la tormenta
Sobre la ciudad bramando
Hace estremecer la tierra,
Y las ráfagas del viento
Hondos gemidos remedan,
Y el relámpago se enciende
Rasgando la sombra densa
Y se desata en raudales
De lluvia la nube negra;
Tan turbada está Matilde,
Tan turbada y tan inquieta
Que la tempestad de su alma
Á la del cielo semeja.

Quiere rezar y no puede, Quiere llorar y están secas De sus lágrimas las fuentes, Que las agotó la pena.

Quiere quejarse y palabras
Por más que busca no encuentra;
Al niño toma en sus brazos
Y cual si suyo no fuera,
Como perdido entre nubes
Con vaguedad lo contempla

Y siente que le abandonan
La voluntad y las fuerzas,
Y que su razón vacila
Y que su sangre se hiela.
Así queda largo tiempo
Como estatua muda y quieta,
Mas de improviso se yergue,
Alza el rostro, escucha atenta
Y se convence temblando
De que ya las cuatro suenan.

Reina en la calle el silencio, Ha cesado la tormenta Y se oye sobre las charcas Las pisadas que se acercan De las tropas que caminan À la ejecución sangrienta. Matilde cobrando aliento Va con sigilo à la puerta Y quiere por las rendijas De la gastada madera Contemplar à los que pasan, Pero la sombra es tan densa Que en vano lanza cual dardos Sus miradas hacia fuera, Y sólo descubre bultos Iguales, fantasmas negras, Que saliendo de unas sombras

En otras sombras penetran.

Ella detiene el aliento Mientras pasan y se alejan, Y ni à respirar sc atreve, Inmóvil, como de piedra, Hasta que escucha à lo lejos Como las descargas suenan.

Entonces lanza un gemido; Nunca tan honda su pena Sintió como en esa noche De agonía y de tormenta.

Cuando de vuelta la tropa Quedó la calle desierta, Matilde, cargando al niño, Corre à la plaza siniestra, Y su agitación es tanta Que à cada paso tropieza.

Llega hasta el lugar terrible, Y loca, convulsa, ciega, Con avidez y con ansia, Al fulgor de su linterna Mira un canaver tendido Sobre la mojada hierba.

Cuando la luz amarilla Baña la faz descompuesta, Matilde lanza un profundo Grito y se desploma yerta. V

Cuando el sol de la mañana
Bañó montes y collados,
Y fué à buscar à los muertos
El cura humilde del barrio,
Descubrió con gran asombro
Estrechamente abrazado
El cadáver de una dama
Al cadáver de Lozano,
Y junto al funebre grupo,
Llorando en el triste campo,
Un niño que apenas muestra
Tener de existencia un año.

## EL CANJE DE PRISIONEROS

A la memoria del inmaculado Caudillo de la Independencia

GENERAL VICENTE GUERRERO

#### PRIMERA PARTE

## LOS DOS PADRES

I

En la ciudad opulenta

Que fué en los tiempos de antaño,
Residencia de virreyes,
Orgullo de los vasallos
Y emporio de las riquezas
De este suelo mejicano,
Donde aztecas y españoles
Levantaron sus palacios;
Una mañana de invierno,

Al ir teneciendo el año, Que contó sesenta y cinco Del siglo que va expirando, Conversaban tristemente Haciendo corte á un anciano, Un grupo de caballeros Con semblantes consternados.

Era el viejo de estatura
Elevada y rostro franco,
Con bien marcadas señales
De ser antiguo soldado;
Por sus rugosas mejillas,
Sobre sus marchitos labios,
Como dos sirtes de plata
Bajaba el bigote cano.

De sus miradas el brillo
Eclipsaban á su paso,
Lágrimas mal recogidas
Con seca y trémula mano,
Que algunas veces mojaban
Un pecho condecorado
Con la cruz más envidiable
Que registran nuestros fastos;
La que tiene en el anverso
Con áureas letras grabado:
Treinta contra cuatrocientos,
En medio de un verde lauro.
Y al empaparla unos ojos
Que han visto el sol setenta años,

Prueban que dolor inmenso Hace verter ese llanto.

Por eso los que acompañan En su plática al anciano, Están ceñudos y tristes Y mudos y consternados. - Es una maldad sin nombre. Les dice, ¡joven! ¡gallardo! ¡Hijo querido!... no puedo Resignarme... ¡fusilarlo Con tan bellas esperanzas! Tan bueno! me quiso tanto! Cuantas veces pequeñito Al tenerle entre mis brazos, Pensé, temiendo estas cosas: Antes muerto que soldado; Y ya lo veis, el destino, La mala suerte, ei acaso, A tener un fin-tan triste Bien pronto le condenaron. ¿Por qué me sobra la vida? ¡Yo en su lugar! está claro. Y anudada su garganta Sigue en silencio llorando, Y están sin brillo sus ojos Y están trémulas sus manos

En aquella escena muda Transcurre asi largo rato

Hasta que haciendo un esfuerzo Más que grande sobrehumano, Levanta el rostro y procura Manifestarse calmado, Y como claras señales De que se domina dando Dice à los que le acompañan, Viendo venir à caballo À un hombre que se aproxima Hacia el grupo, paso à paso: - Cuando perdemos un hijo Ó algún otro ser amado, Su figura nos recuerdan Muchos de los que encontramos; Por ejemplo, aquél que viene Dijera que es el retrato, El hombre más parecido Al hijo que alla en Huetamo En unión de tantos belgas Fusiló Riva Palacio! —

Y aqui, ya sin contenerse Bajó su rostro el anciano, Y sin poder reprimirlo Volvió á sus ojos el llanto.

Como al cruzar de los tiempos Se abate el roble cansado, El roble que enantes pudo Burlar el golpe del rayo; Ese hombre que triste llora, Ese antiguo veterano,
Fué en otros tiempos temible,
Bullicioso, alegre, osado;
Don José Miñón que tiene
Un nombre en fama muy alto,
Y que de los generales
Es ya sin duda el decano.
Por eso los que le miran

Por eso los que le miran En esa edad y llorando, Están ceñudos y tristes Y mudos y consternados.

## H

De las toscas herraduras

Se escucha entonces cercano

El duro golpe que anuncia,

Que llega precipitado

El jinete que al mirarle

Ha conocido al anciano.

«¡Padre!¡Padre!» grita alegre,

À tierra veloz saltando

Y con raudo movimiento

Alzándole entre los brazos.

Torna el viejo la cabeza,

Quiere hablar, queda callado,

Abre aturdido los ojos

Entre risa y entre pasmo; La cabeza del mancebo, Oprime con ambas manos, Besa trémulo su frente Y baña su rostro en llanto.

Reina un silencio solemne,
Silencio sólo turbado
Por los sollozos convulsos
Que brota el pecho de entrambos.
Los del grupo enternecidos,
Absortos ante ese cuadro
Húmedos tienen los ojos
Y la sonrisa en los labios.

Por fin el padre pregunta Con acento entrecortado:

- ¿Cómo vives? ¿á quién debo Tal prodigio, tal milagro? ¿Cómo si todos han muerto Puedo mirarte á mi lado?
- ¿ Quién ha muerto padre mío? De todos los que en Huetamo Estábamos prisioneros, Á ninguno fusilaron...
- ¡ A ninguno! Si, à ninguno.
- Pues de Guerra el Secretario Parte oficial ha tenido...
- El parte oficial es falso; Para proponer un canje Vengo yo comisionado...

- ¿Un canje? - Si; ya usted sabe, Que reunidos en Zirándaro Los prisioneros de guerra, Bajo palabra quedamos Sin más custodia en el pueblo Que nuestro honor empeñado. Una mañana supimos Que en Uruapam fusilaron Los imperiales à Arteaga. A Salázar y otros varios. Nos conmovió la noticia, Y temimos consternados Que espantosa represalia Alli pudiera orillarnos A igual suerte, y aturdidos En aquel terrible caso, Los oficiales y jefes Belgas, conmigo contando, Salimos luego del pueblo Y a poco nos encontramos A orillas del Zacatula Y sin conocer el vado. Vimos un bote, fué nuestro, Y saltando en él, bogamos, Con la esperanza ilusoria De llegar al Oceano. Conocida nuestra fuga Nos tendieron nuevos lazos.

Y antes de mediar el día,

Al tocar en un remanso
Nos hicieron prisioneros
Y nos formaron el cuadro,
Por ser orden terminante
- Prendernos y fusilarnos.

Era el momento supremo,
Y nosotros resignados,
À Dios levantando el alma
La voz de fuego esperamos.
Mas de repente rompiendo
Por el bosque enmarañado,
Llega un oficial á escape
En un soberbio caballo
Y anhelante, á voz en cuello
Indulto! ¡indulto! gritando.

Era el que daba tal grito El comandante Velasco, Que á escape y sin detenerse Llegaba desde Huetamo.

Alli por nuestra fortuna, À tiempo que nos fugamos, Llegó el General en Jefe Que la vida me ha salvado.

Sabiendo lo que ocurría Mandó suspender el acto, Y que á todos nos llevaran En el momento á su lado.

Veloz corrió el ayudante, Y si no se afana tanto, La existencia nos costara Un minuto de retardo.

Nos pusieron luego en marcha Y tres horas caminamos, Llegando en la misma tarde Al campo republicano. Le di al General mi nombre Y tendiéndome la mano, Exclamó: ¡su nombre abona Que es caballero y soldado! Y pruebo la confianza Que su aspecto me ha inspirado · Encomendándole lleve Hasta Méjico un encargo: « Libre va usted, que le entreguen Armas, dinero y caballos Y al romper mañana el día Partira usted de Huetamo Lleva usted en estos pliegos Que no le entrego cerrados La suerte de muchos hombres Que no quiero fusilarlos. En esa nota propongo A Bazaine, un canje franco, Mis prisioneros me entrega Y yo los suyos le mando. Responden al cumplimiento Y à la fe de este tratado, Como jese mi palabra,

Mi honor como mejicano. A Méjico llega y antes De hablar con nadie, à caballo, Sin sacudirse ni el polvo Ni procurarse descanso, Al Mariscal le presenta Esos pliegos que le mando Y sé que si usted no vuelve Será porque le han matado. » - Señor, contesté, yo acepto Con orgullo tal encargo, Iré, cumpliré y muy pronto Me tendrá usted á su lado. « Jamás contra mi partido Combatiré, pero grato Hallará usted en mi siempre Un hijo, nunca un soldado. »

Al rayar el nuevo día Me halló libre y caminando, Y tras de cinco jornadas Estrecho á usted en mis brazos.

Ya no pudo contenerse

En su emoción el anciano,

Y volvió, pero de gozo,

 dejar correr su llanto.

— ¿ Quién es ese jefe, dijo,

Tan noble y tan esforzado?

Quiero que suene su nombre

Como oración en mis labios.

- Ese jefe usted lo sabe,
  Tiene en Michoacán el mando
  Del Ejército del Centro:
  ¡Vicente Riva Palacio! —
  El viejo, entonces, asiendo
  Al mancebo de la mano,
  Ven, le dice, ven conmigo.
  No puedo, señor, yo traigo
  Orden de no hablar con nadie
  - Yo lo mando...
- Pero padre...

Hasta entregar...

- Nada escucho.
- A mis instrucciones falto.
- Como padre y como jefe Te lo ordeno.
  - Entonces, vamos. —

Pensativo va el mancebo, Orgulloso el veterano, Tras ellos el asistente Conduciendo los caballos; La gente al mirarlos piensa Que es algún comisionado Y ellos ligeros caminan Sin hacer á nadie caso.

Llegan por fin à una casa, Cruzan el extenso patio, Y suben las escaleras Hasta la sala llegando. Allí encuentran departiendo Con otros en el estrado, Á un caballero que muestra Genio afable y muchos años.

Sin saludarle siquiera
Dice el que llega: — Mariano,
Aquí tiene usted à un hijo;
— Y luego al joven mostrando: —
Éste es el padre, le dice,
Del hombre que te ha salvado.

El joven enternecido
Besa del otro la mano,
Después en pocas palabras
Se refiere el tierno caso,
Y se abrazan los dos viejos
Enternecidos llorando.

Uno ver puede á su hijo En Méjico y á su lado; El otro al suyo no ha visto En largos y tristes años, Pero allí se sienten todos Tan contentos, tan ufanos, Que parece que el ausente En espíritu ha llegado.

## 113

Han corrido tres semana,
Y al campo republicano
El joven Miñon retorna
Satisfecho de su encargo;
Que Bazaine admite el canje
Y está completo el tratado
Y el que salió prisionero
Vuelve ya como un hermano
El cariño de dos padres
Trayendo al jefe en sus brazos.

Refirió allí las escenas

De Méjico, entusiasmado,

Conmovió los corazones,

Y al oírle los soldados,

Orgullosos se sintieron

De llamarse mejicanos.

¿ Qué laurel más envidiable
Ni qué timbre más preciado,
En los fastos de su historia
Buscará Riva Palacio,
Que las tiernas bendiciones
De aquellos nobles ancianos?
Hoy que duermen en sus tumba

Hoy que duermen en sus tumbas, Hoy que han corrido los años, El libro de la experiencia Le dirá al viejo soldado Que vale más en la vida Quitar un hombre al cadalso Que vivir siglos en bronces Humedecidos con llanto.

#### SEGUNDA PARTE

# BELGAS Y MEJICANOS

Marchando hacia el mismo punto, Y por opuestos caminos, Se ven dos grupos que llegan Hasta las puertas de Acuitzio.

Los que de Morelia vienen
Están con lujo vestidos,
Arrogantes los caballos
Y los jinetes altivos:
Sus militares arreos
Por lo nuevo y lo limpios,
Muestran que están del Imperio
En defensa y en servicio.

Los que por opuesto lado Marchando vienen tranquilos Visten como guerrilleros Con natural desaliño. Blusa corta, calzonera,
Ancho sombrero tendido,
Suelta la roja corbata,
Canana y pistola al cinto.
El polvo y sudor que cubre
Á los guerreros, indicio
Es, de que por larga senda
Violentamente han venido.

Al mirar que se aproximan Los dos grupos de enemigos, Temerosos de un encuentro Se preparan los vecinos Á presenciar un combate Fiero, sangriento, reñido.

Pero notan con asombro Que llegan al pueblo mismo, Y se forman frente à frente Con aspecto tan tranquilo, Como si más que adversarios Fueran dos grupos amigos.

De los soldados el rostro,
Su ademán franco y pacifico
Ni da señal de coraje
Ni pinta bélico brio;
Ni una palabra se cruza,
Ni se escapa ningún grito
Y mutuamente se miran
Curiosos y no ofensivos.
Así pasan largo rato,

Hasta que por los caminos
De Tacámbaro y Morelia
Que son los dos recorridos,
Se ven venir lentamente
Dos columnas y están fijos
Todos los ojos en ellas,
Esperando con ahinco
De aquel episodio extraño
El final desconocido.

Mucha gente es la que llega; De polvo los remolinos, Indican que la vanguardia Á entrar comienza en Acuitzio.

Desembocan en la plaza
De poca escolta seguidos,
Los jefes de opuestos bandos
Con rostro alegre y festivo,
Y quizá por vez primera,
Por voluntad del destino,
El belga y el mejicano
Que tanto se han combatido,
En momentos tan solemnes
Se tienden manos de amigos.

Bocarmé, capitán belga, Es el que mandando vino Á las fuerzas del Imperio, Y del opuesto partido Viene el coronel Linarte, Joven valiente y altivo. De los caballos descienden, Y departiendo tranquilos Entran juntos à una casa Principal del municipio.

Se escucha en tales momentos
El monótono ruido
Del paso de los infantes
Que se acercan á aquel sitio,
Y acrece más el asombro,
Y acrece más el bullicio,
Y resuenan carcajadas.
Y alegres voces y gritos,
Cual si estuviera de fiesta
El pueblo humilde de Acuitzio.

## II

La plaza del pueblo llenan
Muchedumbre de soldados,
Y allí están los prisioneros
Hechos por opuestos bandos.
Se cuentan los que han caido
De belgas y mejicanos
Y son más de setecientos
De todas clases y grados.

Generales hay algunos

Como Tapia y como Canto; Coroneles cual Villada, Borda, Pérez y otros varios; Y entre los belgas se tienen Muchas personas de rango.

Conversan alegremente
Oficiales y soldados;
En pabellones las armas;
En reposo los caballos;
Diligentes las mujeres
Entre los grupos cruzando,
Llevan lo que necesitan
Alli, los recien llegados,
Y sin hacer distinciones,
Tan pronto á republicanos
Como á imperiales atienden
Con igual desembarazo.

Bien pronto la confianza
Se adquiere por ambos lados,
Que todos parecen unos,
Y al contemplar aquel cuadro,
Dijérase que son todos
No enemigos sino hermanos.

No ruge encendiendo enojos

De la guerra el soplo airado,

En aquellos corazones

Que otras veces palpitaron

Con sed de sangre y venganza

Sobre aquellos mismos campos.

El imperial está amable,
Está festivo el chinaco,
Cruzan las conversaciones
Entre los que ayer cruzaron
Los temidos proyectiles
La victoria disputando,
Y hasta se acercan contentos
Y se agrupan confiados,
Guardianes y prisioneros
Y belgas y mejicanos.

#### III

De pronto un clarin resuena,

Atención » es lo que toca,
Repiten otros clarines
Las mismas vibrantes notas,
Y como inmenso hormiguero
Miranse las blusas rojas,
Los severos uniformes
De oficialidad lujosa,
Confundidos y revueltos
Como en agitadas olas
Que corren buscando el cauce
En medio de abruptas rocas.

Después de pocos momentos En batalla silenciosa. Como esperando el combate Ambas fracciones se forman.

Los prisioneros al frente, Que si en su rostro se nota Expresión de regocijo, De sus labios no desborda Ni una risa que interrumpa La solemne ceremonia.

Salen Bocarme y Linesis Entre las filas vistosas. Y el jefe republicano Proclama con voz sonora, Que va à celebrarse el canje Ya convenido en sus notas Entre el mariscal de Francia, Bazaine, que en Méjico mora, Y Riva Palacio, el jefe De los soldados que forman El Ejército del Centro, Que en aquella misma hora Queden libres y á su campo Puedan volver sin zozobra, Los que en guerra prisioneros Se hicieron por ambas tropas.

Y en vista de tal tratado Se declara que recobran La libertad absoluta Sin condición ni deshonra. No bien terminó Limarte De hablar, cuando se desborda. El júbilo estrepitoso En unas gentes y en otras.

Los antes presos, se lanzan Con efusión ciega y loca; Los que van y los que vienen Se abrazan, gritan y gozan; Los destrozados vestidos Agenas lágrimas mojan; Los kepis tiran al aire, Cantan, aplauden, sollozan, Y todos con un acento, Y con voz atronadora, Lanzan vivas entusiastas A Méjico y al que logra Libertarlos de la muerte Y al lograrlo se coloca À la altura de los héroes Más grandes de nuestra historia. ¡Que viva Riva Palacio! Repiten todas las bocas; ¡Que viva Mé;ico! gritan Con entusiasmo las tropas, Y belgas y mejicanos En la expansión más hermosa, Se abrazan y se confunden Y hermanos son en tal hora, Sobre aquellos mismos campos Oue baña el sol de la Gloria.

## IV

Muchas veces en el mundo,
Centro de horribles batallas,
Por ley injusta y adversa
Todas sus pompas la fama,
Se las niega al que perdona
Y se las presta al que mata;
Pero al correr de los siglos
La historia imparcial aclara
Cuales actos enaltecen
Y cuales hechos rebajan.

La gloria que tiene sangre Queda con sangre manchada, Y no así la que redime, La que perdona y que salva,

Para el noble combatiente

En la tierra michoacana,

Hermosos y verdes lauros

La Posteridad le guarda:

¡Lauros que arrancó à la gloria

Con la pluma y con la espada!

En el cielo de su vida Todas las nubes son blancas, Su amor en la paz fué el libro, En la guerra la montaña, En el poder la justicia, La honra en su hogar en calma, Y en todos sus pensamientos 'a grandeza de la Patria!

## MAXIMILIANO

A MI MUY QUERIDO PRIMO CARLOS ADAME

I

Maximiliano de Hapsburgo
Rige el Lombardo-Venetto,
Porque Austria impone à la Italia
Sus hombres en el gobierno.
Es gallardo el archiduque,
Joven y de gran talento,
Avezado à las borrascas
Del mar, que por mucho tiempo
Cruzó en todas direcciones
Visitando extraños pueblos.
Tiene los ojos azules,
Tan azules como el cielo,
Y es tan rubio que semejan
Rayos de sol sus cabellos.

Fina y espesa la barba Se la parte por enmedio Y le baja hasta los hombros Libre dejándole el pecho. Vastago de Carlos Quinto Y agnado á su trono excelso, Siempre lleva el toisón de oro Ornando el erguido cuello, Es con las damas galante Y dadivoso en extremo, Con sus iguales altivo Y con los súbditos tierno; Adora las bellas artes, Y como amigos discretos Le acompañan sabios libros, Cuadros de grandes maestros Y estatuas en que palpita El alma del gusto griego. Y cumplido y caballero, Y juntos en su semblante Brillan conquistando afecto, La juventud, la nobleza La majestad y el ingenio.

· II

En una tarde de mayo Tranquilos el mar y el cielo,

Maximiliano va solo En sus jardines amenos, Cruzando por las callejas De castaños y de almendros. Lleva la cabeza baja Absorto en mil pensamientos, Y está su rostro tan pálido Que se le creyera enfermo; No ha recibido à ninguno De los hombres del gobierno, Ni ha de sus intimas cartas Los blancos sobres abierto. Halla de pronto á su paso Sentado en el césped fresco, Sobre un banquillo de mimbres Junto al tronco de un abeto, À un hombre de blanca barba Y escaso y cano cabello, Vestido con traje humilde Pero limpio, alegre y nuevo. Sonrie Maximiliano Gustoso de tal encuentro, Y brillan sus claros ojos Con honda expresión de afecto. - Señor, le dice el anciano Con muy natural respeto; ¿Vuestra Alteza viene triste? - Tienes razón; triste vengo. - Lo sé, que os conozco tanto

Como el que más.

— Bien lo creo, No en vano mi augusta madre Te nombró mi camarero Siendo yo niño.

— Teniais
Seis años ni más ni menos,
Y desde entonces, por nada,
Ni del mar en los riesgos,
Ni de la corte en las fiestas,
Ni estando en extraño suelo
Os he dejado, ni es fácil
Que os deje, señor; os quiero
Hasta donde más alcanza
Querer un honrado pecho.

- Me ves muy triste...
  - Os lo he dicho.
- Pues rie de lo que pienso.
- Reir?
  - Son cosas de risa.
- Todo en vos es de respeto.
- Óyeme y no me hagas caso.
- Señor, siempre os obedezco...
- Entre mil supersticiones Una ridicula tengo... ¿ No ves en estos jardines, En el Palacio, en el templo, En las salas de tertulia, En el salón del Consejo,

En los anchos corredores, En todo, en fin, lo que tengo Á mi alrededor, no encuentras Emes de mármol, de hierro, De alabastro, de madera, De granito?...

— Lo comprendo, Es cifra de vuestro nombre, Y cuanto miráis es vuestro, Natural es que esté en todo. - Es natural, pero pienso Que tal letra es mi sentencia. - Hablad, señor, no comprendo. — Ni habrás de entenderme nunca. Es un fatalismo necio! Las emes me aterrorizan, Sábelo, me causan miedo, Y han de estar en todas partes Mi espiritu entristeciendo. ¡ Moriré entre muchas emes! - Perdón, señor, que no acierto En qué podáis cuerdamente Fundaros...

— ¡Presentimiento!
Sábelo y ríe, porque risa
Provocan y no respeto
Las vanas supersticiones
Cual ésta que te refiero...
¡Moriré entre muchas emes!

Tú lo verás...

Bajó el viejo
Los ojos y hondo suspiro
Dejó escapar de su pecho,
Y siguió Maximiliano
Esa frase repitiendo
Por las alegres callejas
De castaños y de almendros.
Lleva inclinada la rente.
Pálido está como enfermo,
Y están húmedos sus ojos
Tan azules como el cielo.

#### III

Pasáronse mucnos anos,
Y una manana de nvierno
Llegó en una barca inglesa
Á Miramar un viajero.
El mar estaba agitado,
Estaba plomizo el cielo,
Menudos copos de nieve
Bajando en alas del viento
Posábanse en las cornisas,
En las torres, en los hierros,
En las gallardas almenas

Y en el rico pavimento Del legendario castillo Tan triste desde hace tiempo. Pidió que le permitieran El visitarlo por dentro, Y acompañóle galante Un hombre afable y discreto, Blanca y poblada la barba, Escaso y cano el cabello. - ¿ Vivis aqui desde cuándo? Interrogóle el viajero. - Vivo aqui... pero no vivo, Que yo, señor, soy un muerto; Me tienen aqui enterrado Entre lágrimas y duelo, Desde que por negra suerte Mi noble señor no ha vuelto. Su santa y augusta madre Me nombró su camarero Desde que cumplió en la vida Seis años ni más ni menos. Le acompané à todas partes, Me quiso con hondo afecto, Y una vez en sus jardines, Alla en Lombardo-Venetto... Me dijo... Mas perdonadme Que calle un rato, no puedo... Las lágrimas me enmudecen... Y de los ojos del viejo

Rodaron dos grandes gotas Iguales à las que el viento Arranca por las mañanas En el rigor del invierno, De los vetustos sabinos, Coronados por el heno. Habló después, refirióle La historia del jardin regio, Y así agregó conmovido Al hablar estando trémulo: — No eran supersticiones; Lo que me dijo era cierto; Ha muerto entre muchas emes. Fué de Miramar à Méjico, Imperio de Moctezuma, Que lo conquistó un guerrero A quien llamaron Malinche Los indigenas del suelo. Dos Mariscales de Francia Le engañaran y vendieron; A Querétaro marchóse Reemplazándole en su puesto Márquez, que según me dicen Le olvidó en el mayor riesgo. Jefe de los sitiadores Era Mariano Escobedo, Y cuando cayó la plaza, De Miguel López dijeron No sé que cosas extrañas

Que à darles fe no me atrevo. Cayó con sus generales En mayo, y al poco tiempo Le fusilaron à Méndez Oue le tuvo tanto afecto... Llamóse Manuel Azpiroz El fiscal de su consejo, Riva Palacio Mariano Fué à la plaza à defenderlo Con Martinez de la Torre, Abogados muy expertos. Con Miramón y Mejía Fué à morir mi noble dueño. Montemayor se llamaba Y bien su nombre recuerdo El capitán que á su lado Hizo la señal de fuego, Y era un Mejía el Ministro De Juárez, que en el gobierno Firmó la fatal sentencia Oue me tiene en tanto duelo. Ha muerto el principe en martes; Ya veis, señor, si era cierto Lo que me dijo muy triste Alla en Lombardo-Venetto... ¡Ha muerto entre muchas emes! Y jamás olvidaremos Que llamó cosas de risa A cosas de tanto duelo.

Después, sin decir palabra El anciano y el viajero, Siguieron ambos del brazo Por los salones desiertos Del legendario Castillo, Tan solo desde hace tiempo.

## LA PIERNA DE SU ALTEZA

La frente llena de arrugas
Y la cabeza de canas,
Extinguido en las pupilas
El brillo de la mirada,
Enfermo, abatido, pobre,
Perdida su antigua fama
Después de largo destierro
Y de infinitas desgracias,
Á Méjico sin honores
Volvió el general Santa-Ana.

Todo lo mudan los tiempos,
Los hombres todo lo cambian
Y lo que eterno parece
Es lo que rápido pasa.
Aquel soldado animoso
Que frente al poder de Iguala
Levantóse tremolando
La enseña republicana;
Aquel guerrero indomable

Á quien la nación premiaba Cuando derrotó en Tampico Á los soldados de España; Aquel adalid temible Oue en Veracruz humillara A Joinville y sus soldados Dando una lección á Francia; Aquel león altanero Vencedor en cien batallas Que gastó lujos v pompas De poderoso monarca, Que como á rey le veian Y « Su Alteza » le llamaban Y era un sol en el gobierno, En la historia y en la fama; Que siempre pisó laureles Y oyó aplausos y dianas Porque tuvo entre sus manos Los destinos de la patria, Después de vivir proscrito En una isla solitaria Viendo transcurrir los años Con decepciones amargas, Recibiendo en vez de honores Ingratitudes humanas, Pidió volver à esta tierra. Vivir en su antigua casa Y dormir su postrer sueño Sobre tierra mejicana;

À la sazón Presidente Era Lerdo de Tejada Y pronto otorgó el permiso Que el héroe solicitaba.

No del Nacional Palacio En las opulentas salas Sino en una casa humilde De la calle de Vergara, El vencedor de Tampico De esta manera les habla A dos antiguos amigos Que en su olvido le acompañan: - Asaltaron los franceses La tierra veracruzana, Yo recibi la noticia Medio dormido en mi cama Porque llegaron de noche Y sin producir alarma. Cogi rápido mi ropa, Me lanzo para la plaza, Y encuentro à dos oficiales Oue de muerte me amenazan Preguntándome rabiosos: En donde duerme Santa-Ana? Està arriba les respondo; Me dejan la puerta franca Y mientras suben y encuentrar A Arista que allí quedaba, Me dirijo á los cuarteles,

Digo à todos lo que pasa Y ya con mis tropas listas Doy principio à la batalla. Caro me costó aquel triuno Pues me arrebató una bala. Con peligro de la vida, Esta pierna que me falta. Premiaronme esa victoria Dando como tumba santa À los restos de esta pierna, Noblemente mutilada, Un monumento que estuvo Mucho tiempo en Santa Paula; Mas como todo se olvida Y todo en el mundo pasa, Cuando en desgracia me vieron Los que un tiempo me adoraran, Aprovechando el desorden De la primera asonada, Azuzaron à la plebe Que lo más santo profana, Y que se mueve al impulso De quien la adula ó la paga, Y derribó el monumento Y arrastró ciega de rabia Mis huesos, gritando, « muera El zancarrón de Santa-Ana. » Ya veis, señores, que el mundo Así premia las hazañas.

No voy completo à la tumba, Pues la pierna que me falta Yacerá en un basurero De mil modos profanada, Cuando hace ya tantos años Que la perdí por la patria.

Al punto que aque! anciano Dijo triste estas palabras Nueva visita anuncióles El toque de una campana. Era un hombre pobre y rudo, Cano el cabello y la barba, El que en aquellos instantes Los corredores pisaba. Con uniforme de inválido Y conduciendo una caja. Logró que le permitieran Penetrar hasta la sala, Y al ver à su antiguo jefe, Con ojos llenos de lágrimas Dijo así, con un acento Que penetraba hasta el alma:

— Mi general, yo he servido Con usted mucho à mi patria; Fui su asistente en Tampico Cuando derrotó à Barradas, Luego en Veracruz estuve, Fui à Palo Alto y la Resaca Y herido en el brazo izquierdo

En la guerra americana. Hoy ya invalido me tienen Haciendo en el Monte guardia; Cuando usted ya estaba ausente Y fué su pierna arrastrada, La recogi con cariño, La fui esconder à mi casa Y esperando su regreso La conservé en esta caja. Ya llevo más de veinte años De tenérsela guardada, Queriendo en sus propias manos Venir yo mismo a entregarla, No por ganar recompensa, Pues no quiero ni las gracias; Yo sé bien lo que usted hizo En defensa de la patria; Y ningún viejo soldado En las épocas pasadas, Se avergüenza ni se olvida De su general Santa-Ana. Reciba usted estos huesos Que profanó la chinaca Y que su viejo asistente Guardó cual reliquia santa. Levantóse don Antonio Y en sus ojos sin mirada Brillaron con luz muy viva No las pupilas, las lágrimas,

Y con voz trémula y ronca Comprimida en la garganta: — Ven à mis brazes le dijo, Nada soy, ni valgo nada. No te voy à dar dinero Ni voy a ceñirte banda, Pero de tu acción en premio, En vez de cruz ó medalla, Quiere poner en tu frente Su último beso Santa-Ana, Que sólo así premiar puede À la lealtad la desgracia. -Y cuentan los que lo vieron Que aquella escena sagrada Fué un bálsamo que dió vida, Fortaleza y esperanza, Al creador de la República, Al noble hijo de Jalapa, À quien sorprendió la muerte Pobre sin pompas ni galas, Y hoy el Tepeyac lo abriga En una tumba olvidada, Frente à la cual, los testigos De antiguos hechos exclaman: Todo lo mudan los tiempos, os hombres todo lo cambian, I lo que eterno parece, Es lo que rápido pasa.

# NI EL NOMBRE NI EL OFICIO (1)

Cuentan crónicas añejas
En nuestro tiempo olvidadas,
Que allá en un pueblo escondido
De la sierra queretana
Vivió un español anciano
Cuyos años delataban
En la frente las arrugas
Y en la cabeza las canas.
Era de carnes enjuto,
De penetrante mirada,
De generosas acciones
Y de muy pocas palabras.

(1) El argumento de este romance corría de boca en boca hace algunos años. — No hace se histórica, pero hay quien asegure su veracidad y entre ellos, habló conmigo un ayudante del general Mejía, el coronel Tinajero, quien me dijo que conoció y trató á don Darío Bissarda y supo por confidencias de Mejía quién había sido ese personaje y que rango ocupó antes de radicarse en la Sierra. — J. de D. P.

Incansable en el trabajo, Madrugaba con el alba Y era en el vestir humilde Y en discreción una estatua.

Por apodo « el ermitaño » En la sierra le llamaban Y era su oficio el comercio De semillas y de mantas.

Eran su sola familia Los criados de su casa Y sólo por el acento Revelaba ser de España, Que nunca dijo su origen Ni à nadie habló de su patria. Tuvo un amigo, uno solo A quien, cual hijo trataba Siendo diferente en años, En ejercicio y en raza Pues era un soldado joven De tez cobriza y tostada, Indígena de la sierra Y tan dado á las batallas Que del año algunos meses Pasaba siempre en campaña. El anciano comerciante Llamóse Dario Bissarda Y el joven Tomás Mejia Que bien conoce la Fama. Cuentan que al entrar la noche Los dos amigos hablaban De las cosas de la guerra, De la estrategia y la táctica. El joven indio atendia Del anciano las palabras Y escuchándolo sumiso Fijaba en él sus miradas Como diciendo « este viejo Sabe manejar las armas ». En cada vez que aquel joven Iba á salir á campaña, Sus más recatados planes Al anciano revelaba. Y triunfante ó derrotado, En fortuna ó en desgracia Era el primero à quien siempre À su regreso buscaba. Por fin enfermóse el viejo, Y escribió desde su cama A su cariñoso amigo Para encomiendas sagradas. Don Tomás estaba ausente Pero al recibir la carta, Buscó su mejor caballo, Cruzó llanos y montañas Y pronto estuvo en el sitio A do le llamó Bissarda. Este con la voz muy débil Le dijo en pocas palabras,

« Ochenta años he cumplido,
Es tiempo de que me vaya
Y aquí sobre el lecho espero
El tercer toque de marcha.
En este pliego cerrado
Que usted abrirá mañana
Están mis disposiciones
Últimas, testamentarias;
Sólo á usted, joven amigo
Le doy la misión sagrada,
De cumplirlas en la tierra
Y pedir á Dios por mi ánima. »

Murió el anciano esa tarde
Y fué su muerte llorada
Por los humildes y rudos
Hijos de aquellas montañas.
Abrió don Tomás Mejia
El pliego que le entregara
Y cuentan los que lo saben
Que se encontró estas palabras:

« Yo, que he tenido en la Sierra Por nombre Dario Bissarda; Con más de cuatro mil hombres Arribé à la Nueva España El año de veintinueve Á rendirla con mis armas.

Derrotáronme en Tampico Mier y Terán y Santa Ana, Les entregué mis banderas
Que jamás tuvieron mancha
Y regresé con mis tropas
Desarmadas á la Habana.
Al regresar á mi tierra
Donde me formaron causa,
Calificaron de crimen
Lo que sólo fué desgracia,
Y ofendido de tal juicio
Dejé para siempre España,
Y á vivir vine ignorado
Sin nombre, pompas ni galas,
En los escondidos pueblos
Que escudan estas montañas.

» Ruego á don Tomás Mejía, Mi amigo de más confianza, Dé cuanto tengo á los pobres Y á Dios encomiende mi ánima. Ni mi oficio es comerciante, Ni me apellido Bissarda; Fui brigadier y mi nombre Ha sido « Isidro Barradas ».

#### EL CENTINELA

A MI AMIGO EL GENERAL CARLOS FUERO

Como ángulo de acero

Que inflexible va estrechando,

À cada instante los muros

Del recinto queretano,

En donde el último esfuerzo

Con valor desesperado,

Los defensores del trono

Hacen en el mes de mayo;

Tal se ven los batallones

Que sin abrigo en el campo,

En ruda y tenaz vigilia

Están la ciudad sitiando.

En Queretaro es el Jefe Supremo, Maximiliano, Que más que trono y corona Defiende allí sin descanso, Su fama que ve muy limpia, Su nombre que ve muy alto.

Le acompañan en la lucha Los que son más esforzados De todos los generales En saber, arrojo y rango.

Alli Miramón y Méndez, Como buenos han luchado; Alli Castillo y Mejía Que tienen fama de bravos, Sin desmentir esa fama Ayudan al soberano.

Cada oficial, cada jefe Y cada humilde soldado, Se baten como acostumbran Batirse los mejicanos, Sin medir nunca el peligro Y con la risa en los labios.

Pero enemigo tan fuerte Exige fuerte adversario, Y atrevidos sitiadores A tan valientes sitiados.

#### H

El general Escobedo Es de los republicanos El primer jese y le siguen : Corona, que tiene el mando De las tropas de occidente; Treviño y con el Naranjo Con las del Norte que llegan Desde la margen del Bravo; Con las del Centro y Guerrero Que manda Riva Palacio Vienen Jiménez y Vélez; La reserva queda á cargo De Rocha, que presuroso Y oportuno, acude al campo En donde el fiero combate Se desata encarnizado.

Manda la caballería
Guadarrama, con los bravos
Martínez Pedro y Juan Doria
Que en la acción del Cimatario
Cargó con tan fiero arrojo
Que dió asombro á los contrarios.

#### III

Una tarde y à la hora
En que estaban relevando
El servicio entre la tropa
Del cuartel republicano,
Y era de San Luis el sexto
Batallón, que estaba al mando
De Carlos Fuero y se hallaba
En San Sebastián formado,

Curva invisible trazando,
A los pies del centinela
Llega y moviéndose en raudo
Y espantoso torbellino,
Estalla, sin que el soldado
Ni muestre en la faz asombro,
Ni sienta en el pecho espanto.

Vuelan sembrando la muerte Los fragmentos inflamados Del bronce, entre nubes densas De polvo y humo, y del brazo Del centinela arrebatan El fusil despedazado.

Al disiparse la nube, En su puesto, sin que un pase Atrás ni adelante diera,
Sin una señal de pasmo,
El centinela aparece
Que grita: — ¡Cabo de cuarto!
— ¿Qué ocurre? se le pregunta;
Y agrega: — ¡Estoy desarmado!
Otro fusil se le entrega,
Lo recibe y muy ufano
Sigue tranquilo en su puesto
Sin hacer á nadie caso.

#### IV

El nombre de aquel valiente
La fama llevó en su canto
Y habló de Damián Carmona
Á los hijos del Estado
De San Luis, á quienes hizo
Este sencillo relato:

« Nació Carmona en el pueble De Mexquitic y premiaron Con un ascenso su arrojo Aquella tarde en el campo. Ciñeron los potosinos Su frente con verde lauro Y guardan como reliquia Su fusil hecho pedazos (1). » La suerte premiarlo quiso, Fin à su existencia dando Entre el fragor de un combate Y á la luz del sol de mayo. » El pueblo en Damián Carmona Verá un ejemplo preclaro De que, para entrar al templo De la Fama, es necesario, No el timbre de la nobleza Ni de la opulencia el fausto, Sino el corazón ardiendo En un patriotismo santo Que haga despreciar la muerte Y ofrecer en holocausto, Del deber ante las aras Lo más amante y amado, Que así no se necesita

Para vencer à los años,

Ni estatua tallada en bronce

Ni templo erigido en mármol.

<sup>(1)</sup> El fusil de Carmona, destrozado por el proyectil, se conserva en el salón de sesiones del congreso de San Luis Potosí.

# A LOS ALUMNOS

DEL COLEGIO MILITAR

Torno à venir de nuevo entre vosotros, À levantar mi voz y à saludaros En medio de estos viejos ahuehuetes Que al aire entregan su cabello cano.

En este bosque que eligió por trono
La majestad del tiempo y de altar sacro
Guarda el castillo cuyos fuertes muros
Están de heroica sangre salpicados;
Aquí, donde palpitan los recuerdos
De aztecas reyes y de heroicos años,
Torno de nuevo á veros y mi lira
Vuelve á vibrar de amor y de entusiasmo.

¡ Hijos del porvenir! ¡ La Patria os pone Con maternal amor el arma al brazo, Para que siempre defendáis sus fueros Sin provocar ni herir á los hermanos! Más que el arma homicida, guarda el libro De la victoria el talismán sagrado, Que no hay arma que alcance cual la ciencia Á la región ignota de los astros Y allí siga su marcha, los explore Y les mida en sus órbitas el paso.

Ninguno alcanzará triunfo más grande Que el del guerrero valeroso y sabio, Que el talento es el arma de este siglo Para alcanzar inmarcesibles lauros.

La fuerza debe de escudar al débil, Siempre defiende el hijo al padre amado Y el cielo en que mecióse nuestra cuna Velar se debe con el arma al brazo.

Por ley eterna, en afrentosa lucha Viviran y han vivido los humanos Y hay que esperar en el violento ataque Salvar de todo intento el suelo patrio.

El libro es astro, pero el arma es fuego, Mientras el uno nos alumbra el campo, El arma en semidiós convierte al hombre Que puede altivo fulminar el rayo.

Si tan sólo á gozar se entrega Atenas La vencerá en su empuje el espartano, Y si sólo á gozar se entrega Roma Atila la hollará con su caballo.

Jamás es tiempo de rendirse al sueño, Que siempre el enemigo está velando Y cual nueva Judith llega à la tienda Cuando ninguno le detiene el paso.

Hoy la Patria está en paz, su limpio nombre Respetan y consagran los extraños, Pero en el viaje por el mar del mundo, En este mar tan hondo y tan amargo, Hay que fijarse hasta en la blanca nube No engendre tempestad y brote rayos; Y hay que velar el suelo en que nacimos Con fe en el alma y con el arma al brazo.

¡Hijos del porvenir! ya en otros tiempos Brillaron en valor vuestros hermanos, Guarda sus nombres con amor la historia Y la fama les da brillantes lauros.

En este mismo bosque, ellos supieron Combatir sin temor y sin descanso; Suárez, Melgar, Barrera, Montes de Oca, Escutia, Márquez... ellos demostraron Que en las horas de lucha, en los instantes De combatir sin tregua á los extraños, « Muere el Colegio, pero no se rinde » Que así la muerte es triunfo sacrosanto.

Seguid tan noble y tan hermoso ejemplo Los que gozosos recogéis ufanos El premio que alcanzasteis en la lucha Serena del estudio y del trabajo. Arde como en un templo en vuestras almas La fe que alienta los primeros años, Y en esa hermosa edad todo se mira Como un amanecer radiante y claro. El tiempo correrá, vendrá la tarde,

Con ella la tristeza y el cansancio Y los arbustos, hoy de verdes hojas Serán cual éstos árboles sagrados Vigorosos y erguidos, manteniendo Fresca la savia y el cabello cano.

Recordaréis entonces con ternura La majestad solemne de estos actos, La diana que os despierta cuando el sueño Es el más dulce sobre el lecho blando;

Las largas horas que en helada noche Sufriendo el cierzo y con el arma al brazo, Pasáis de centinelas y os parece Que dura un siglo inmenso cada cuarto.

Recordaréis las cátedras severas

Tan animadas al nacer el año,

Las ansias del examen, la victoria

Del más inteligente y del más apto.

Recordaréis al predilecto amigo Que os quiso en el colegio como hermano. Y que más tarde le abatió la suerte, Ó murió en la campaña á vuestro lado.

Y si tenéis hogar y tenéis hijos, Ellos escucharán de vuestros labios, Las dulces aventuras de esta vida En que sois estudiantes y soldados.

Les pintaréis la augusta ceremonia En que llenos de gozo y de entusiasmo, Mirabais al que hoy rige con acierto El destino inmortal del suelo patrio, Grande en la guerra y en la paz más grande Daros un premio con sus propias manos.

Y si entonces tornáis al viejo bosque Y miráis estos árboles sagrados Y las blancas paredes del castillo Que está de heroica sangre salpicado, Sentiréis que humedece vuestros ojos El más dulce y hermoso de los llantos, Y que renace en vuestros nobles pechos La viva fe de los primeros años, Y sentiréis á solas, satisfechos, Hondo amor á los tiempos ya pasados, Orgullo de haber sido del Colegio Y orgullo de llamaros mejicanos!

1º. de diciembre de 1889.

## LA CORTE MARCIAL

A MI QUERIDO AMIGO MACARIO RIVERO

Ancho sombrero tejido
Con tule de nuestros lagos,
Al que adornan dos pequeñas
Hachas de plata en los lados.
Al cuello suelta corbata
Roja y tejida de gancho;
Tejida según se sabe
Por dos diminutas manos,
Que juntas semejan lirios
Y sueltas parecen ampos.
Amplia blusa también roja
Con grandes botones blancos;
Calzonera de velludo

POLSÍAS COMPLETAS. - TOMO I

Y ceñidor de burato. Frente por el sol tostada, Grandes los ojos y pardos; La barba escasa y oscura, Pelo abundoso y castaño; Agil en sus movimientos: Caracter resuelto y franco, Y diestro como ninguno En manejar el caballo; Durmiendo igual en las rocas Que en lecho mullido y blando, Y sin resentir los rudos Embates del tiempo vario; Decidor con las mujeres, Afable con los soldados. Provocativo y terrible Con los del opuesto bando. Y fuerte y agil teniendo La edad viril de treinta años De los cuales más de nueve Á la patria ha consagrado: Tal es Benito Ramirez, Nata y flor de los chinacos, Honra y prez de los jinetes, De los valientes ornato, Capitan de exploradores De un cuerpo republicano. Siempre con buena fortuna

En los lances que ha tratado,

De no salir victorioso Escapó por un milagro.

Nunca sorprenderle pudo
El enemigo en su campo,
Pues llevaba como regla
Invariable del soldado,
Que en la guerra ha de dormirse
Cual las liebres, conservando
Siempre los ojos abiertos
Por lo que viniere al caso.

Pero à pesar de esta regla
La suerte en su giro vago,
Las horas del infortunio
Sobre el guerrillero trajo,
Y una tarde en un combate
Y por su arrojo llevado,
Entre huestes enemigas
Tanto adelantó su paso,
Que al fin cayó prisionero
Cuando murió su caballo
Y á la ciudad de Morelia
Entre filas le llevaron.

H

En una desnuda sala De las muchas de Palacio, Se instalan con gran premura Y con lugubre aparato, Los oficiales que forman Un tribunal que da espanto.

La corte marcial se llama, Su solo nombre da pasmo, Que de sangrienta y terrible Tan grande fama ha alcanzado, Que á cuantos juzga sentencia Sin remisión al cadalso.

Ni alli la inocencia vale, Ni se cuenta un solo caso De que saliera con vida Hombre que cayó en sus manos.

Los trámites y defensas, Peticiones y alegatos, Son fórmulas que no engañan Ni á los mismos acusados.

Pocas horas son bastantes
Para preparar el fallo
Y fallo y muerte es lo mismo
En los terribles estrados,
¡Que á la sentencia se sigue
La ejecución en el acto!

A tribunal tan sangriento
El capitán fué llevado.
Era una mañana alegre
Del alegre mes de mayo.

El cielo estaba en Morelia

Limpio, azul, brillante y diáfano.
Llegó Ramírez en medio
De dos filas de zuavos,
Tan altivo y tan airoso
Que interesaba mirarlo;
Clavó los soberbios ojos
En los jueces con descaro,
Ocupó, cual todo reo,
El tosco, incómodo banco,
Cruzó la pierna altanero,
Dejó el sombrero calado
Y una irónica sonrisa
Escapóse de sus labios.

Después de breves instantes

Se dió comienzo al sumario,

Que copio letra por letra

Tal como existe en los autos:

— ¿ Confiesas que perteneces

Al cuartel republicano?

Siguióse un largo silencio,
Y los jueces agregaron:
— ¿ Confiesas que muchas veces
Has podido, disfrazado,
Explorar el campamento
Del cuerpo expedicionario?
¿ Confiesas que has perseguido
Sin dar tregua ni descanso
Á las tropas del Imperio

Que están Michoacán guardando? ¿Confiesas que á ti se deben Mil asonadas y escándalos, Que sirves á los bandidos En la montaña acampados, Que al que coges no perdonas, Ni mides virtud ni rango, Pues por servir al Imperio Ya lo declaras malvado? —

A cada nueva pregunta Ramirez en aquel banco Tomaba actitud distinta De indiferente descaro: Pero al fin le hicieron tantas Y en ellas dijeron tantos Insultos, que en ira ardiendo De callar cansóse al cabo, Y así dijo, con palabras Que tronaban como rayos: - ¿Para qué perder el tiempo Y estarme aqui preguntando, Cuando el francés me ha cogido Con las armas en la mano? Cuando saben que soy libre Y que siempre fui chinaco, Y no doy cuartel ni pido Oue me lo den los contrarios. Si ya está la sepultura

Si ya está la sepultura Mi cadáver esperando, ¿Para qué tantas preguntas Ni tenerme en este banco?

Yo ya sé cuál es mi suerte, Ni me importa ni hago caso, Me matan de puro miedo, Mas me llevo al otro lado El gusto de haberlos visto Correr como perros galgos.

Así pues, pocas palabras
Y que me lleven abajo,
Ya verán cómo se mueren
Los buenos republicanos
Y eso tengo que enseñarles:
No pregunten más y vámonos.

Solamente les advierto

Que muchos hay en mi campo,

Que seguirán dando guerra,

Mejores que yo, más bravos

Y que ni les hago falta

Ni ustedes les dan abasto. —

Alzóse luego Ramirez
Seguido de los soldados;
Á poco tiempo se oyeron
Unos tiros en el patio
Y un nuevo nombre la historia
Pudo escribir en sus fastos.

#### **XOCHIAPULCO**

AL GENERAL DON JUAN N. MÉNDEZ

·I

¿Por qué tan precipitado,
Se escucha el toque de alarma,
En los humildes cuarteles
De un pueblo de la montaña?
¿Por qué llegan tan veloces
Dejando sus pobres casas,
Los hijos de Xochiapulco,
Adonde fiero les llama,
Con sus marciales acentos
El clarín de las batallas?
¿Por qué se pinta en los rostros,
Esa expresión soberana,
Que ilumina los semblantes

Con el fulgor de las almas; Esa expresión, que en el mundo El hombre à tener alcanza, En los instantes supremos En que, cuanto tiene y ama, Ofrece como holocausto En el altar de la Patria? ¿ Por qué los antes tranquilos, Hijos de aquella comarca, Con tan marcial continente Empuñan las duras armas? ¿Quién se atreve de la guerra La bandera ensangrentada À clavar de aquellos montes Sobre las cimas más altas? ¿Quién pretende en esas rocas Adonde anidan las águilas, Profanar los patrios lares Llevando muerte y venganza?

El invasor extranjero,
El que tras lenta campaña,
Hasta el mismo Xochiapulco
Tiende la pujante garra.
Con austriacos y franceses
El conde de Thun avanza;
Cuatro columnas caminan
Para combatir la plaza;
Son muchos los que se acercan
Y son pocos los que aguardan,

Mas si se cuentan los muchos Los que son menos se bastan Y su arrojo no alimenta Ilusiones, ni esperanzas. Por eso cuando resuelto Al sacrificio, les llama El general Juan Francisco, Que à los cuatrocientos manda, Y tiene como segundo En tan terrible jornada Al general Juan Bonilla Que un espartano envidiara Por su modestia, su arrojo, Su saber y su constancia, Acuden todos ligeros Y tomando la palabra Juan Francisco, con voz firme De esta manera les habla:

II

— Tantos son los enemigos Que sobre nosotros cargan, En cuatro grandes columnas Y todas de las tres armas,

Que imposible es que resista La guarnición de la plaza. Y aunque el deber nos impone Y el patriotismo nos manda Morir antes que rendirnos Defendiendo nuestra causa, Fuera sacrificio inutil Presentar una batalla Que dará triunfo seguro Al enemigo que avanza, Y no es valor ni prudencia De un jese, que siempre trata De utilizar el arrojo De gente tan denodada, Lanzarlos en lucha estéril À una segura matanza. Mas no quiero que tacharme Pudieran tal vez mañana, De que entrego al enemigo La población desarmada. Por eso, saber pretendo, De todos la opinión franca. — No nos consultes, responden Más de cien voces, nos basta Que tú mandes, y contentos Obedecer tus palabras.

— Pues bien, dice Juan Francisco, Antes que con torpe planta, El invasor extranjero Mancille aqui nuestras casas, Y llegue à nuestros hogares À desceñirse la espada; Supuesto que no podemos En número y no en audacia Competir con los que vienen Y que han de tomar la plaza; No busquemos muerte inútil: Nos necesita la patria Fuera de aqui, en nuestros bosques Y en los montes y cañadas, Aunque pocos, con astucia Podremos tener ventaja Y proseguir sin descanso Hasta que triunfe la causa. Pero el invasor no debe, Encontrando puerta franca, Llegar orgulloso al sitio Que su presencia profana. ¡Soldados! ¡hoy en cenizas Se conviertan nuestras casas, Llegue el invasor al pueblo Alumbrado por las llamas Y contemple en Xochiapulco La prueba patente y clara De que no consienten yugo Los hijos de la montaña! -

#### III

Aquel discurso escuchando Los soldados, se entusiasman, A sus jefes vitorean Y á la Libertad aclaman. En esos instantes mismos Se sabe que ya cercanas Están las gruesas columnas De la legión franco-austriaca. Comienzan à verse entonces Ligeras nubes que empañan Sobre los frágiles techos Al flotar grises y blancas Desde el más grande edificio À la más pobre cabaña. Se va el humo condensando Y en mil lenguas desatadas De fuego, puebla el incendio Toda la extensa comarca.

Los soldados, las mujeres, Los niños, nadie descansa En la terrible tarea De quemar sus propias casas; Y cuando el fuego está en todo, En revuelta caravana
Emigran los moradores:
Los ancianos à vanguardia
Y hombres, mujeres y niños,
En agrupación compacta,
Se ven del Cuautecomaco
Sobre la vistosa falda,
Semejando en el ascenso
À las perseguidas águilas.
Después... después...; con orgullo
Miran surgir de las llamas
El humo, como el incienso
Que ofrecen ante las aras
Del más sagrado y augusto
Altar de la madre Patria!

#### IV

Aquel montón de cenizas
Leves, sutiles y blancas,
Que el viento arrastró en su giro,
Sembrándolo con sus alas
Como un bautismo de gloria
De Tetela à Zacapoaxtla,

Volvió á levantarse luego Como el fénix de la Arabia, Cuando la paz bienhechora Le prestó su sombra grata. Pero queda en sus campiñas

Pero queda en sus campiñas Que el Xochitonal resguarda, El recuerdo de sus hechos, La alteza de sus hazañas, Que los laureles no envidian De Sagunto y de Numancia, Y que en Méjico repite Con noble orgullo la Fama.

## HEROÍSMO MEJICANO(1)

#### A MI AMIGO EL DOCTOR RAMÓN GUERRERO

Las armas republicanas
En Querétaro han vencido;
Presos con Maximiliano
Fueron soldados y adictos,
En la guerra sin fortuna
Y en el infortunio altivos.
El vástago de cien reyes
Perdió con pompas y títulos
La cabeza y la corona,
Que ante el honor son lo mismo.

(1) El hecho que motivó esta composición, lo tengo suficientemente comprobado con cartas de autorizadas personas que fueron testigos de lo narrado. Esas cartas y otras muchas, relativas á diversos actos cantados en igual forma, serán en su oportunidad las notas que agregaré á mi romancero de la « Guerra del Imperio ».

Han los antiguos conventos En prisiones convertido, Y jefes y subalternos Ni tristes ni pensativos, El fin de su causa esperan Con los ánimos tranquilos.

Queda entre los generales
Uno anciano y aguerrido,
De la bandera triunfante,
Duro y tenaz enemigo,
Arrojado en la campaña,
Inteligente, instruido,
Incansable conspirando,
Siempre firme y siempre digno.

Está condenado á muerte,
Le han su sentencia leido,
Y después de que la escucha
No queda turbado y livido,
Sino que amable y sereno
De su triste fin convicto,
Llama al jefe que custodia
La prisión do está cautivo (1)
Y con voz firme le dice:
— Coronel, yo necesito
Mi conciencia y mis negocios
De prisa arreglar hoy mismo;
Podéis para tal objeto
Llamar áqui, y os lo pido,

(1) El ex-convento de Capuchinas en Querétaro.
POESÍAS COMPLETAS. — TOMO I.

Un abogado y un cura Para dejar todo listo. — Era el coronel un joven De antecedentes muy limpios; Tan bravo como arrogante, Tan discreto como altivo, Vástago de ilustre jefe En ruda campaña herido; Lo conoció el prisionero Años atrás, siendo niño, Y alli, su acento escuchando En aquel instante critico, Fija serenos sus ojos En el general cautivo, Y de esta suerte responde: - Sin ser de vuestro partido Os conozco y os respeto Por pundonoroso y digno. Yo venero en todas partes À los soldados antiguos, Y si son de vuestro temple En su palabra confio. Sabéis que os han sentenciado A muerte; lo habéis oído, Y necesitáis dos hombres Para dejar todo listo.

No seré yo quien los llame; Id à buscarlos vos mismo,

Y volved, que aqui os espero;

Libre estáis, yo lo permito. Quedó el prisionero atónito, Y de sus ojos el brillo Aumentóse con dos lágrimas Brotadas de lo más intimo. Salió después, con asombro De centinelas y esbirros, Y cuantos salir le vieron Murmuraron del permiso. Pasáronse muchas horas. Horas largas como siglos, Y por fin con voz sonora, El campanario vecino Anunció la media noche: - Ya no vuelve - alguno dijo, Y el coronel respondióle: - Volverá, que yo lo fío, Y si no vuelve yo quedo En su lugar, y es lo mismo. A poco suenan tres golpes, Tras ellos ressuena el grito Del « ¿ Quién vive ? » al que contestan « Yo, Severo del Castillo ». Era el Jefe prisionero Que siempre valiente y digno, Esclavo de su palabra lba à esperar el patículo. (1)

<sup>(1)</sup> El general Severo del Castillo fué después indultado de la pena de muerte, y se le llevó preso 4 la fortaleza de Ulúa.

Estrechó la franca mano Del coronel, conmovido, Y retiróse á su celda Ni consternado ni tímido.

¿Cual de los dos es mas grande? ¿Cual de los dos? No lo digo; Digalo aquel que conozca, Que rasgos como el que pinto, Puede envidiarlos Esparta Y otro Homero describirlos.

Vive el que joven entonces
Dió al prisionero permiso,
Aun le sirve à la bandera
À que Juarez le dió brillo,
Y como entonces mantiene
Su modesto nombre limpio:
El general Carlos Fuero,
Honrado, valiente y digno.

No me culpéis, si viviendo
Tan altos hechos publico:
Es por gloria de esta tierra
Que adoro amante y rendido,
Es por gloria de las armas,
Que á la libertad dan brillo,
Y es por honrar á los muertos
Enalteciendo á los vivos.

### LOS MÁRTIRES DE URUÁPAM

(21 de octubre de 1865)

À MI EXCELENTE Y MUY QUERIDO AMIGO MANUEL A. MERCADO

I

Hay un verjel escondido
En pintorescas montañas,
Que lo coronan las flores
Y lo acarician las auras;
Dando al collado en que cruzat.
Del Cupatitzio las aguas,
Aromosa y fresca sombra
Las retorcidas zirandas.
Del fragante chirimoyo
La nívea flor embalsama
Al viento que manso gime

En la hojas esmaltadas De los cafetos que ostentan Sus dulces frutos de grana.

En alegres callejones
De doble y florida valla,
Se cruzan entretejiendo
Sus verdes flexibles ramas
Árboles de opuestos climas
Que dan frutas sazonadas.

Y entre los bosques de flores,
Y como música grata,
Susurran los arroyuelos
Y murmuran las cascadas,
Y zumban los chupamirtos,
Alegres sanates cantan
Y se plañen las palomas
Y se duelen las calandrias.

En las casitas ocultas Entre la verde enramada, Lucen las guaris hermosas Su gentileza y su gracia.

Su color envidia el trigo, La mar sus dientes reclama, Que son perlas escondidas En un estuche de grana.

Fulgura en su bello rostro
El fuego y la luz del alba,
Y su negra cabellera
Es la noche aprisionada

Sobre una morena frente Con una cinta escarlata.

El sol desde el limpio cielo, Templa su fuego y derrama Calor, vida y regocijo Sobre la hermosa comarca.

Todo es alegre y risueño,
La pradera dilatada,
La cordillera fragosa
Que en su torno se levanta,
El torrente que à lo lejos
Suelta la lluvia encantada
En que convierte sus ondas
La sonora catarata
Que à sus rocas debe el nombre
Popular de la saráracua.

Son los collados alegres Y son alegres las casas Que entre bosques de naranjos Rojizos techos levantan.

Pródiga Naturaleza
Allí en todo se retrata,
Y no en vano le llamaron
De toda la Nueva España
El paraiso escondido
En la tierra michoacana:
No hay pincel que lo retrate;
Ese verjel es Uruápam.

#### H

Una tarde, los vecinos

De Uruápam, ven asombrados,

Á las tropas imperiales

Por el occidente entrando,

Y la noticia circula

De que fueron derrotados

En Amatlán los valientes

Guerreros republicanos.

Una sorpresa que el pueblo
No comprende, abrióle paso
Al ejército de Méndez
Hasta llegar sin obstáculo,
Sin encontrar resistencia
Al lugar donde alojados
Estaban los generales
Que allí tenían el mando.

Era Arteaga el primero, Y Salazar que à su lado, Fueron por el enemigo Presos en el mismo campo.

En tan violenta sorpresa Las tropas se dispersaron, Mas un número crecido De oficiales y soldados, Heridos ó prisioneros Hizo el enemigo bando. Y se contaba en Uruápam Que tras aquel descalabro, Fué para los generales El camino del Calvario, El que entre cerradas filas Á seguir les obligaron.

Era Salazar un hombre
De hercúlea talla, extremado
En las corporales fuerzas,
De carácter espartano;
Pronto al encenderse en ira
Y con los débiles manso;
Terrible para el combate,
Risueño para el estrado.

Arteaga corpulento,
No nervudo ni gallardo;
Con la cutis tersa y fina,
De color apiñonado;
Sobre la pequeña boca
El bigote negro y lacio;
Vivos y ardientes los ojos,
Sedoso el pelo castaño.

Una fiera en la batalla,
Siempre festivo en el trato,
Y de carnes muy obeso,
Perpetuas huellas llevando
En ambas piernas, de heridas
Que á sanar nunca llegaron.
Con gran pesadez camina,

Que andar le cuesta trabajo, Y sufre agudos dolores Con el trote del caballo.

Mas si el clarín al combate
Le llama, fiero y osado,
Ni sus dolores recuerda
Ni es su obesidad obstáculo
Para arrostrar el peligro
Á los suyos animando,
Porque en tan graves momentos
Se siente regenerado.

Con ellos, presos caminan, Al general ayudando, Villagómez y Villada Y Díaz el de Paracho.

Van en la azarosa senda
Serenos y resignados.
Arteaga apenas puede
Por sus heridas dar paso
Y es Villada quien le deja
El triste, endeble caballo
Que en prueba de gran estima
El enemigo le ha dado.

Sube el General, mas luego Sufre mayores trabajos; La montura por estrecha Da martirio y no descanso Y el animal es tan débil Que camina tropezando Ý junto con el jinete Da en tierra entre los peñascos.

Se multiplican los golpes Pero no abaten el ánimo De aquel héroe que prosigue Sin un reproche en sus labios Por la trabajosa vía Que le conduce al Calvario.

Ocupa su pensamiento
El triste recuerdo ingrato,
De que en aquella jornada
Quizá pudieran culparlo,
Porque, cuando en Uruapam
Se presentó el emisario,
Á decir que el enemigo
Había salido de Pátzcuaro;
En una junta de guerra
Sostuvo Riva Palacio
Que era oportuno el combate
Y era preciso librarlo.

Arteaga por desgracia
Tuvo parecer contrario,
Salazar pensó lo mismo
Y entonces quedó acordado
Entre los tres generales,
Que se retiraran ambos
Y que al instante saliendo
De Uruápam Riva Palacio
Marchase á atacar Moreira

Sin demora ni descanso.

Por eso va el prisionero
Pensativo, y anhelando
Villada, saber la causa
De aquel repentino cambio,
Al Jefe se la pregunta
Que le responde en el acto:

« La reflexión que me apena Y me trae contrariado, Es pensar en cuán distinta Fuera la suerte, si acaso Seguido hubiera el consejo Que en Uruápam desechamos; Ya tal vez hubiera muerto Como merezco, en el campo, No con tan grandes ultrajes Para llevarme al cadalso. »

Y al decir esas palabras En sus miradas brillaron Por la cólera encendidos Deslumbradores relámpagos.

#### III

Como si tranquilas horas Del nuevo sol esperaran, Ya sentenciados á muerte Y en capilla, quietos pasan Su tiempo los prisioneros Díaz, Salazar, Arteaga, González y Villagómez, Que á la siguiente mañana Van las tropas imperiales Á pasarlos por las armas.

La última noche de un reo
Que horribles crimenes paga
Y à patibulo afrentoso
Lleva la justicia humana,
Està llena de terrores,
La velan negros fantasmas
Y parece que à la vida
Las victimas inmoladas
Vuelven en aquellas horas
Que son como siglos, largas.

Pero la postrera noche
Del que muere por la patria,
Es limpia cual la conciencia
Y serena como el alba.

Ni acuden remordimientos,
Ni sofocan torpes ansias,
Huye el terror y una fuerza
Siente misteriosa el alma,
Que la eleva y la sostiene,
La diviniza y la ensancha.

Por eso ven el cadalso

Como el solio que prepara La Gloria á los que sucumben Y el triunfo á los que batallan.

Ninguno está amedrentado, Todos en sentidas cartas, Que escriben con mano firme Y piensan con mente sana Se despiden cariñosos De los seres que más aman.

Comienza à lucir el dia, Y el redoble de las cajas, Les anuncia que ha llegado El momento y que no tardan Los jeses que han de llevarles A morir, — Está en la plaza Formado el cuadro; los héroes Recorren con la mirada A las tropas, y serenos, Sin vacilar, sin que nada, Temor revele en sus rostros Ni turbación en sus almas, Se colocan, vitorean Con entusiasmo su causa; Se yerguen mirando al cielo, Escúchanse las descargas Y de los frágiles cuerpos Salen las gigantes almas, Llevando de aquellas frentes Por el plomo destrozadas,

Como postrer pensamiento La libertad ó la patria.

#### IV

Uruápam, están tus calles, Tus jardines y tus plazas, De aquellos héroes augustos Por la sangre consagradas.

Desde entonces los perfumes
Que de tus flores se exhalan
El zasurro de tus irisa;
El murmurio de tus aguas,
El canto de tus palomas,
Y el rugir de tus cascadas,
Son el himno que la Gloria
En homenaje levanta
De los que dieron la vida
Del patriotismo en las aras,

Los árboles que flexibles
Les prestaron sombra grata,
Renovado han veinte veces
Sus túnicas de esmeralda,
Y viva está la memoria,
Viva, que el pueblo la guarda,
Del sublime apoteosis
D: los mártires de Uruápam.



# MONÓLOGOS

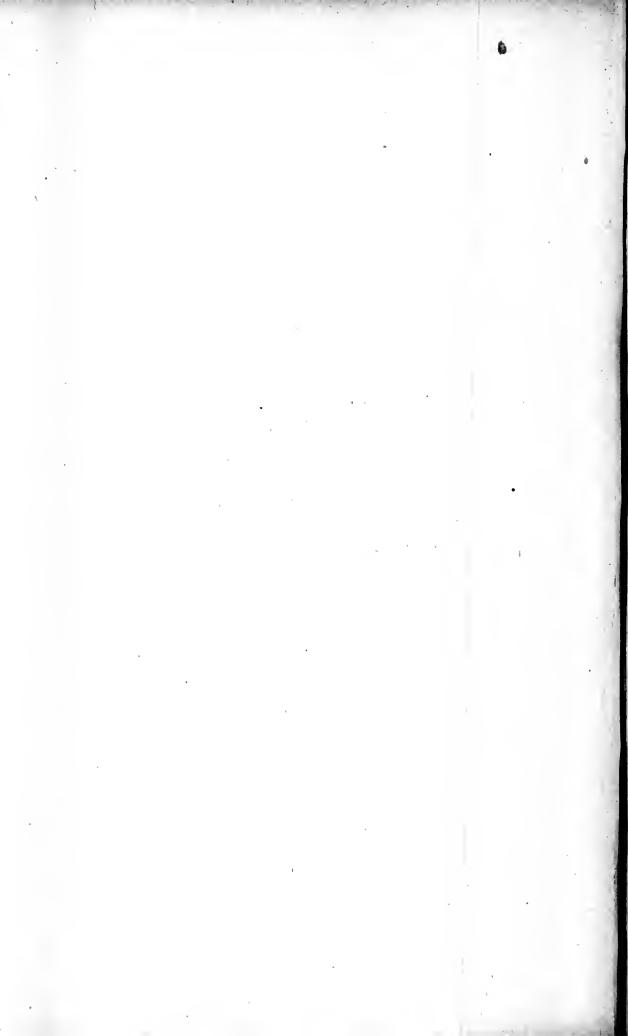

#### TIRAR LA LLAVE

Escrito para la inspirada actriz, Srta. Luisa Martínez Casado, como un testimonio del afecto que le profesa su sincero amigo.

**EL AUTOR** 

PERSONA: CONSUELO, frente à un armario del que saca un cajon con varias prendas expresadas en el monologo

Abrí al fin este cajón
Que un año tuve cerrado
Y parece que he violado
La tumba del corazón.
Siento miedo, siento horror
Y toda la calma pierdo,
Cada prenda es un recuerdo,
Cada recuerdo un dolor.
Con este humilde collar
Me encontró la noche aquélla
Y le parecí tan bella
Que lo pude deslumbrar.

Lo comparó à un gran joyel Que ricas piedras sustenta Y me dió por cada cuenta Una palabra de miel. Esta rosa ya marchita Que los años han deshecho, Cuando la miró en mi pecho Le pareció muy bonita; Rendido me la pidió, Cautivada se la di... ¡Esta rosa llevó el si Que su amor correspondió! Esta pulsera, quisiera Aunque entonces me espantara, Que aqui por magia me hablara Cuanto sabe esta pulsera. Estaba á mis pies ufano; « Te idolatro » me decia. Suspiraba, sonreía Y me besaba la mano. Sus acentos expresivos Al besarme sofocaba Y la pulsera temblaba Con tantos besos furtivos. Este azul lazo de tul Lo robó á mi traje al vuelo, Diciéndome: « De tu cielo Me llevo un jirón azul. » Y este anillo? ¡qué tormento!

Ni al dormir lo abandonaba, Fué el único que llevaba El dia del casamiento. Del templo salió dichoso Y con dulce regocijo Miró este anillo y me dijo: « ¡Ahora si, ya soy tu esposoi ¡Ya uni tu suerte à mi suerte, Te di mi nombre y mi hogar, No nos han de separar Ni el olvido ni la muerte! No temas rencor ni dolos: ¿ Quién la ventura te roba?» Y en la puerta de mi alcoba Me besó y dijo: «¡Al fin solos!» De su brazo, alegre, ufana, Salime al siguiente dia; A rosas nuevas olia El campo aquella mañana! Buscamos los dos la sombra Sobre el césped fresco y blando. Que dos que se están amando Suspiran por esa alfombra. ¡Qué alegre cada cabaña! ¡Qué pintoresco el boscaje! Qué misterioso el ramaje! ¡Qué altiva cada montaña! Volvimos à la ciudad Cuando la luna brillaba

¡Y hasta en la luna encontraba Rayos de felicidad !... ¿Por qué tan triste concilio Tanta memoria querida? ¿Por qué recuerdo esa vida, Que comenzó en un idilio? Testigos son estas flores; ¿Qué importa que estén marchitas? Margaritas; margaritas; ¿ Qué decis de mis amores? Él con su mano os cortó Y hallando mi rostro bello, Los rizos de mi cabello Con vosotras adorno. Pero esta que yace aqui Con un pétalo olvidado... ¡Fué el intérprete adorado Que elocuente habló por mí! Cogió con inmenso amor Esta flor sin miedo alguno, Luego arrancó uno por uno, Los pétalos de la flor... « Me ama », « no me ama » decia De verme à su lado ufano Y rodando por su mano Cada pétalo caia... Yo, segura de la llama Guardé un recato severo, Quedó el pétalo postrero

Y éste le dijo « ¡Te ama! » Ese pétalo aquí está Y como un dardo me hiere...

¿Por qué todo se nos muere? ¿Por qué todo se nos va? Cuando está el cielo teñido De violeta, ópalo y grana Nos anuncia la mañana Un concierto en cada nido. Un dosel de nubes rojas Se extiende por el espacio; Cada nido es un palacio Oculto entre verdes hojas. La tierna y alada grey Que amor cantando reclama, Desde la pintada rama Saluda al sol como à un rey. No hay en el mundo esplendore: Como los del nuevo día Porque la aurora es la orgia De las aves y las flores. Mas pasa la claridad, El ave tiembla cobarde Y las sombras de la tarde Desatan la tempestad. Retumba el rayo imponente, Roto el árbol cruje herido Y ya no busquéis el nido

A la mañana siguiente, Que al despuntar en el cielo El nuevo sol esperado, El nido despedazado Encontraréis en el suelo. Así el rayo aleve, impio, De la muerte en su furor, Rompió el nido de mi amor... ¡Asi acabó el nido mio! ¡Todo muere ó se derrumba Tras la dicha y los placeres!... ¡ Yo soy de aquellas mujeres Que llevan dentro una tumba!... ¿ Por qué he abierto este cajón Que un año duró cerrado? ¡ Qué triste es haber violado La tumba del corazón! Lloro mi dolor profundo Cruzando campos desiertos... ¡ Cuántos vivos andan muertos En el carnaval del mundo! Pero cerremos, cerremos, Y reine el silencio grave... ¡ No hay que mover esta llave Y en algo mejor pensemos! Lo dicho, en algo mejor, Porque es muy bueno, de prisa Pasar del duelo à la risa Como dice Campoamor.

No hay que pisar sobre abrojos Ni volver gemido el canto... À las mujeres el llanto Les descompone los ojos Y no agradan en verdad Esas gentes gemidoras Cuyo rostro á todas horas Está diciendo: ; piedad! El extraño se divierte Y malo juzga lo bueno Y además el mal ajeno À nadie le da la muerte. Van dos años de sufrir, Van dos años de llorar, Las lágrimas van al mar Dijo quien supo sentir... Fui feliz, no lo discuto; Ayer tuve un paraiso... ¿Porque lo perdí, es preciso Que vista siempre de luto? El luto es la lobreguez De las muertas ilusiones, Se visten con sus crespones El cansancio y la vejez. Mi corazón no es anciano Pues garda ilusiones gratas... Vistan luto las baetas Que van à misa temprano. Las monjas es natural

Que se entuten... claro... si... Pero el luto para mi Francamente, sienta mal. Yo he llorado... y no se infiere De aqui, que todo ha acabado... Donde está el que no ha llorado Cuando alguno se le muere? Y es eterno ese pesar? Afirmarlo es pesimismo: La humanidad es lo mismo Que el firmamento y el mar. Cielo y mar volubles son Y Dios ha puesto de intento El mar en el pensamiento Y el cielo en el corazón. Dicha, amor, celos y afán Que nos consumen y abrasan Son nubes... por eso pasan; Olas... por éso se van. Guardo el luto à mi marido Pues lo quise sin enganos, Pero llevo ya dos anos De cargar este vestido. Y aunque de mucho me escuda Y a guardar respeto obliga... No me gusta que se diga Al ver mi luto: ¡Es viuda! Yo lo digo con franqueza: Todo pasa, hasta el dolor;

Á una flor sigue otra flor, ¡Tal es la naturaleza! Me dió una flor dicha y calma Y murió entre mis arrullos... Hoy brotan nuevos capullos En los jardines del alma. No es ilusión, es verdad, Ya me cansan, ya me afligen Los dardos que me dirigen Cuando estoy en sociedad: « ¿ No se casa usted Consuelo? » « ¿ Cómo la vida se pasa Una mujer en su casa Con el marido en el cielo? » « ¿Sufre usted? ¡ni quien la crea! » « ¿Cómo vive usted solita? » « ¡Sin novio y es tan bonita! » « ; Retraida sin ser fea! » Y no trata de otro asunto El que de cerca me mira, Suspiro y dicen: « Suspira Pero no por el difunto ». Fui en familia una ocasión A un concierto y me dijeron Cuantos de luto me vieron: « ¿Viene usted del Panteón? ¿Viene usted llorando al muerto? ¡Si no está en el Purgatorio! De negro se va à un velorio

Y aquí estamos de concierto. ¡ Qué Artemisa plañidera! ¡ Qué monja tan recatada! ¡Veremos si una enlutada, Baila bien una habanera! > Y alguna que yo me sé, Que mi esposo desdeñó, Me dijo: « Mirame, yo Por eso no me casé. El me ofreció un porvenir Y quiso que lo aceptara Pero adiviné en su cara Que muy pronto iba á morir. Sólo tú que no tenías Entonces quien te dijera... Y ya lo ves...; quién creyera Que sola te quedarias? » Y yo respondí hecha un ascua « Pues mal el augurio anduvo Que mi esposo siempre tuvo El rostro como una Pascua. » Y otras veinte mil sandeces Que me dan muy malos ratos Y que cuarenta insensatos Repitan cuarenta veces. Si no, sale algun moscón De los que entre copa y copa Disparan á quema ropa Alguna declaración.

Esto ya no puede ser Y hoy lo termino sin duda, Yo seguiré de viuda Pero vuelvo à ser mujer. Las que quedamos cesantes Con cuerpo y rostro no feos, Somos de aquellos empleos Oue nunca duran vacantes. Yo tengo mi juventud Y algo que me la sostenga, No es muy remoto que venga La primer solicitud. Anda mucho por alli Un joven guapo y discreto Que me tiene tal respeto Oue no se ha acercado á mi. Sólo en misa una ocasión Me dijo quedo, al oido: « Si aclara usted su vestido Es que acepta mi pasión.» Por honrado lo reputo Y no debo vacilar, A ver, me voy a probar Algo que interrumpa el luto.

(Se pone un fichú azul.)
Así, la flor en el pelo,
Aquí flotando este tul.
¡Qué bonito es el azul!
¡Si el azul retrata el cielo!

Esto me rejuvenece; Ya soy otra...; hermosaflor! (Viendose el peinado.) Algo pasa en mi interior, Siento como que amanece... ¿ Pero ese triste cajón? ¡Bien está! nadie lo sabe... Requiem eternam... la llave La tiro por el balcón. Y me quedo así expedita, Ni triste, ni misteriosa... Este fichú y esta rosa... ¡Qué elegante! ¡qué bonita!... Gasas claras, no crespones; Alegria y no dolor, Tiene este fichú el color De las nuevas ilusiones. Su azulada claridad Dice: ¡Te quiero! ¿lo dudas? ¡Esto mismo harán las viudas De toda la humanidad! Por ir de este ensueño en pos Metiéndome en nuevas redes Ya no hablo más con ustedes: Muy buenas noches y adiós. Si este amor me da un Edén Que el cielo os dé igual encanto... Voy à esperarle... entre tanto Que ustedes lo pasen bien !

### RECUERDOS DE UN VETERANO

#### PARA EL DISTINGUIDO ACTOR LEOPOLDO BURÓN

Personaje: Don Jose (de 80 años.)

El teatro representa la habitación de un viejo militar, modesta y reducida. Una mesa con papeles, planos, libros, álbum de retratos, una corneta, un macheté suriano, una condecoración y una bandera mejicana, pequeña y enrollada. Es de noche. Don José viste un traje de antiguo soldado, con redingote gris ó azul oscuro, botones dorados y una gorra de cuartel.

¡Noche de invierno! Es verdad;
Sopla afuera el cierzo impio;
Algo hay más negro y más frio:
¡Mi espantosa soledad!
Nunca como en esta vez
Me senti más abatido;
De los mares del olvido
Es un puerto la vejez:
¡Ochenta años! qué de engaños,
De luchas, de desventuras,

De ágrimas y amarguras, Caben en tan largos años.

Nací antes del siglo; fué Mi padre un labriego honrado, Que, ignorante é ignorado, Vivió en brazos de la fe.

Hizo el bien, ignoró el mal, Y su música más sana Fué la voz de la campana De su parroquia natal.

Sin deudas ni sinsabores Dejó el mundo el mismo día Que con Hidalgo nacia La Independencia en Dolores.

Mi edad, de glorias avara Vió en esa causa una aurora: Pasó Hidalgo por Zamora Con rumbo á Guadalajara.

Yo con doce primaveras
Fui à presentarmele usano:
« Quieres, me dijo el anciano.
Ser un soldado de veras?

» Si no puedes chiquitin Con arcabuz ni escopeta! » « Señor, dadme una corneta. Comenzaré de clarin. »

¡Oh recuerdo que seduces! Fui su clarin, ¿qué más gloria? ¡Yo dí el toque de victoria Sobre el Monte de las Cruces!

Yo en mi hermosa juventud Vi aquella cabeza cana Fulgurar en la mañana Que abolió la esclavitud.

Yo anuncié la dispersión Que tristes memorias deja, Cuando nos tomó Calleja El puente de Calderón.

Y después que por malditas Rencillas lo traicionaron, Yo vi cómo se llevaron Su cabeza a Granaditas.

Entre penurias y duelos Que venció mi ardiente fe, Seis meses después logré Incorporarme à Morelos.

¡Nadie à este genio conoce! Era de la guerra el rayo, Digalo aquel dos de mayo De mil ochocientos doce,

En que con heroico pecho Al despuntar la mañana, Seguido de Galeana Que fue su brazo derecho,

En Cuautla, con sérrea mano, Rompió sin temer reveses, El sitio que por tres meses Sostuvo à Calleja y Llano. Aquel esfuerzo viril

Hace ¡oh mundo! que te asombres;

Con Morelos tres mil hombres

Vencimos à doce mil.

Lleva el indomable Aquiles Á Huajuapam sus legiones, Toma catorce cañones Y mil doscientos fusiles.

Después Tehuacán ataca, Y nunca de aliento falto, Como un león por asalto Se apodera de Oaxaca.

¡Semidiós de nuestra historia!

Firme le segui hasta el fin,

Pues con él fué mi clarin 

El clarin de la victoria. (Saca un clarin)

Aquí estás viejo instrumento, ¿ Quién al verte te respeta? Dirán: « Es una corneta ». ¡ Mienten! ¡ es un monumento!

Contigo siempre fui en pos De los héroes à la guerra; ¡Los héroes son en la tierra Los elegidos de Dios!

¡Tus breves toques sonoros Fuego anunciando ó diana, Oyeron Bravo, Galeana, Sesma, Mier y Matamoros! Cuando á sargento ascendí Pude haberte abandonado, Pero al mirar tu pasado No te entregué; ¡te escondi!

Reliquia de mi existencia, Todos tus toques benditos Se apagaban á los gritos De « ¡Muerte ó Independencia! »

Te guardé... después los cielos Su protección nos negaron, Y de rubor se nublaron Viendo morir à Morelos.

Mató el gobierno español Á aquel atleta entre atletas, Quedaron varios planetas ¡Pero les faltaba el sol!

Joven, patriota y entero Seguir quise la campaña, Y fui al Sur, à la montaña, Con el general Guerrero.

En las Mistecas con él Burlamos la adversa suerte... ¡Qué valeroso y qué fuerte Era el insurgente aquél!

Debajo de la ceniza Que mi cabeza emblanquece, Lo busco y se me aparece; Pelo crespo, tez cobriza,

Ojos negros y profundos, j Gran talla, frente serena, Su afán romper la cadena Que ligaba los dos mundos.

Fué el firme entre los soldados: Todos desmayado habían; Con Calleja unos morian,

Sólo Guerrero en su ley Con su esfuerzo inquebrantable, Llegó á ser el indomable

Que diera espanto al Virrey.

Otros iban desterrados.

Nada torció sus anhelos, Que aquel corazón de bronce, Desde el ochocientos once Entró a servir con Morelos.

Después solo, en las montañas, Tenaz la causa sostuvo

Y veinte triunfos obtuvo En veinte heroicas campañas.

En todas ellas venció; Recordarlas me conmueve,

Desde el once al diez y nueve

Á todas asisti yo. (Saca un machete suriano.)

Aquí está; su augusta mano Me dió en Cuautla este machete Diciendo: « Sargento, vete

Por la cabeza de Llano ».

Veloz como un huracán, En mil lances renombrados, Temblar hizo á los soldados De Luaces y de Liñán.

Entre nosotros ninguno Dejó jamás á Guerrero, Vino al fin el diez de enero Del ochocientos veintiuno.

Fecha que el triunfo decide, Á Acatempan nos llevó, Donde à Guerrero esperó Don Agustín de Iturbide.

No es mi memoria tan mala Y vivo guarda el recuerdo, Pusiéronse ambos de acuerdo Y se fraguó el plan de Iguala.

Publicado al mes siguiente Á Valladolid rendimos, Luego à Querétaro y fuimos Á Puebla directamente.

Renace aquí todavía La emoción santa y sincera, Que tuve al ver la bandera De la amada patria mía.

No me pasa la impresión; Nunca senti más respeto Que al escuchar el decreto Que dió vida al pabellón.

¡Qué augustos! ¡qué hermosos dias. Con qué fe nos aclamaban, Con cuánto amor nos llamaban « Los de las tres garantías ». El verde: la religión, (Fué primero la conciencia) El blanco: la independencia Y el encarnado la unión.

Y por símbolo inmortal Erguida el águila indiana, Desgarrando soberana La serpiente en un nopal.

Nunca, lo digo en verdad, He visto más alegría Ni más llanto que en el día Que entramos a esta ciudad.

Ni pormenores ni nombres Recuerdo y es natural, Entramos en son triunfal Como diez y seis mil hombres.

Trescientos años después De que asombrando estos val!es Entraron por nuestras calles Las tropas de Hernán Cortés.

Iturbide por delante Resplandeciente de brillo, Sobre un caballo tordillo Nervudo, altivo y pujante.

« Vencedor, hijo del cielo, Gritaban, ¡Viva la paz! » Regando al mirar su faz De frescos lauros el suelo.

Todos con gozo atronaban

De amor la ciudad entera Y al mirar nuestra bandera Las gentes se arrodillaban.

Bajo toldos de pendones Verde, blanco y escarlata, Con las vajillas de plata Reluciendo en los balcones;

Con arcos de armiño y tul En conjunto hermoso y raro, El sol estando muy claro Y el espacio muy azul.

Al sonoro retumbar De la hermosa artillería, Y á los gritos de alegría Lanzados en cada hogar,

Las madres con santo amor Y entre dulces regocijos Acercaban á sus hijos Al pabellón tricolor.

Tras Iturbide, marciales, Séquito altivo y hermoso, Iban en grupo vistoso Nuestros viejos generales.

¡Qué vanguardia tan brillante!
Tras ella, airoso marchaba
Todo lo que se llamaba
Ejército trigarante.

Atronaban el espacio Gritos de entusiasmo fieles; Fué un camino de laureles Hasta llegar à Palacio.

Alli Iturbide quedó
Y á varios nos repartieron
Un recuerdo... el que me dieron
Intacto lo guardo yo.

Es un recuerdo sin par Que duplica su valía Haberlo obtenido el día, Que nadie podrá olvidar.

Una pequeña bandera; Aqui està... ¡prenda bendita! Entre tus pliegues palpita ¡Oh Patria!... tu historia entera.

Me la dió el Libertador Cuando en su afan tuve fe... De él contigo me alejé Cuando se hizo emperador.

No guardo rencor ni encono; ¡Bien sabe el Omnipotente Que ni tù ni este insurgente Saludaron aquel trono!

Santa insignia mejicana Con qué afan te saqué yo La vez en que proclamó
La república Santa-Ana!

Cómo en tradiciones rico Por los años consagradas, Surgiste cuando à Barradas Derrotamos en Tampico...

¡Cómo viste á sus soldados Al mandato de Santa-Ana, Volverse para la Habana Vencidos y desarmados!

¡Cómo te bañaste en luz Cuando expuesto á mil reveses, Santa-Ana echó á los franceses Del puerto de Veracruz!...

Y ¡cómo limpio has venido Sin dejarme ni un momento, Para ser el ornamento De los años que he vivido!

¡Qué fria es la ancianidad
Bajo el sol de la razón,
Se ve desde un panteón
Á toda la humanidad!
¿Todo ha sido lumbre fatua?
¿Todo es ficción? ¿Nada es cierto?
Dudo á veces si ya he muerto
Y estoy viviendo en estatua.
Se hielan los pensamientos
De la experiencia á la luz...

Aqui... ¿qué brilla?... mi cruz.

(La toma y lee el anverso.)

« Treinta contra cuatrocientos ». Acción memorable, sí;

En que fuimos campeones Con Meoti, treinta dragones De « fieles del Potosi ».

Han muerto ya; con razón; Sólo á mí, Dios me sostiene; Soy ya el único que tiene Esta condecoración.

(Abre el album de retratos.)

¡Oh! aleve destino impio
Para mi, duro é ingrato;
Tiemblo al ver este retrato;
¡Pobre Luis! ¡pobre hijo mio!
Perdió à la madre al nacer

Perdió à la madre al nacer Y quedó solo conmigo. Tuvo el vivac por abrigo, La bandera por mujer,

El rancho por alimento Y por arrullos amados, Los cantos de los soldados En medio del campamento.

Sus más gratas diversiones En sus primeros abriles, Se las dieron los fusiles, Los sables y los cañones.

Creció soldado sin par Y ya joven y valiente, Habiendo sido teniente Del Colegio Militar. Á la Angostura marchó Contra la invasión tirana, Y una bala americana La vida le arrebató,..

Años hace y todavía De luto está mi alma entera; Si Dios ocasión me diera Con qué amor lo vengaría.

Bandera de tres colores
Por el mejicano amada;
Santa bandera soñada
Por el cura de Dolores;

Bandera que has tremolado Desde el año veintiuno Sin que ninguno, ninguno Te haya abatido ó manchado.

Mi Luis voló en pos de ti, Pues eras su fe, su egida Y por ti perdió una vida Que yo á tu sombra le dí.

Murió soldado leal; De otra suerte si viviera, Vamos... lo sé bien... ya fuera Un bizarro general...

Murió cubierto de gloria Y hoy lo miro solamente, Pasar lista de presente En el cuartel de la historia.

¡Hijo! mi abatido ser

Toca el dintel de la muerte; Pronto, muy pronto he de verte; Lloro por volverte à ver.

Eras mi sola fortuna, Eras mi sola alegría, Moriste y desde aquel dia No tengo dicha ninguna.

Mis potencias se aminoran, Te lloro constantemente... Vamos José... sé valiente Los insurgentes no lloran...

Cuando el alma duele tanto La pena à los ojos sube, Busca espacio... forma nube, Se deshace y llueve llanto.

Si en otra nueva invasión Nuestros hogares asaltan, Las fuerzas que aqui me faltan Las tengo en el corazón.

Tiemblo... mas no retrocedo Y al defender el honor, Tengo brazos sin vigor, Pero corazón sin miedo.

¡Cuánto heroico amigo ausente' Guerrero, Hidalgo, Morelos, Si vivis allá en los cielos Velad por este insurgente. Por el que todo perdió Y pronto á morir en calma Adora con toda el alma El suelo donde nació.

Por este suelo velad Y en él vuestros ojos fijos, Mantened sobre sus hijos El sol de la libertad...

Que el mar se lo trague fiero Y sus montañas allane Antes de que lo profane La planta del extranjero.

Al salvar su honor y prez Me siento joven y fuerte

Pero si ya soy la muerte, Nada puede la vejez...

Ya mis delirios son vanos, É inútiles mis arrojos; Ya no tienen suz sos ojos, Ni fortaleza las manos.

Otros nacieron mejores Y ellos lucharán mejor... Tú serás mi último amor Bandera de tres colores.

Te consagré mi existir, Regó mi sangre tu alfombra Y hoy sólo anhelo tu sombra, ¡Tu sombra para morir!

Y que el mundo pueda ver Que alumbras con tus reflejos, Las tumbas de aquellos viejos Que te salvaron ayer.

¡Mundo! las dichas que das El llanto al fin las resuelve: El sol que se ausenta, vuelve; La vida que huye, jamás.

Pero mi gloria mayor Serà ver cuando me muera, Libre, respetada, entera, Mi bandera tricolor.

## EN VÍSPERAS DE LA BODA

MONÓLOGO PARA EL BENEFICIO DEL ACTOR SÁNCHEZ POZO

Estrenado la noche del 17 de agosto en el Gran Teatro Nacional de Méjico

#### Personaje: Juan

La escena representa la alcoba de un joven elegante y habrá en ella todas las prendas á que se refieren los versos.

¡Pero si no puede ser! (Mirando su reloj.)
Mi reloj va adelantado...
¡Las cuatro! estoy engañado,
¿Tan pronto va a amanecer?

¡Aqui està mi frac! ¡flamante! El chaleco, sin pasión; Muy bien... y este pantalón: Correcto... ¡ muy elegante! Los choclos...; que buen charol! El clac...; de forma severa! Y aquí para la pechera ¡Un diamante como un sol!

Qué ¿ nada me falta ya? Un pañuelo... le pondremos Esencia y lo guardaremos... ¿Y mi corbata? Aqui está.

Ahora si; todo está listo; Dentro de un breve momento Cumplo con un sacramento Que instituyó Jesucristo.

Si lo pienso, me confundo, Esto no se ha de pensar: ¿Por qué me voy à casar? Porque lo hace todo el mundo.

Tengo una novia muy bella
Y muy joven y muy rica...
Siendo así, ¿ quién no se explica
Por qué me caso con ella?
Á las cinco vendrá el coche
Y en él vendrá mi padrino...
Mas suena el reloj vecino...

Cinco... seis... es media noche. Y yo que no fui al teatro Ni à visitas... me dormi, Y al ver mi reloj crei Que estábamos en las cuatro.

¡ La media noche! es decir Que bien me puedo acostar: Pero al que se va á casar, ¿ Le será fácil dormir?

Ah! ¡se me ocurre una idea! Y cuidado que no es mala. Tengo una caja en la sala Que en su exterior es muy fea. Pero que guarda escondida Una historia de placeres; ¡Las cartas de las mujeres Que me han amado en la vida! Es depositaria fiel De prendas de amor eterno En el cual, por ser moderno, Abunda mucho el papel. Y ya que al hogar me entrego. Y à sus ternuras dichosas. Daré todas esas cosas A la basura y al fuego. ¡Venga la caja... tendré Para abrirla, gran valor...

22

Me siento un inquisidor !... Capaz de un auto de fe!...

(Se va y vuelve con la caja.)
Aqui està... me he trastornado
Al tomarla, claro, si,
Como que palpita aqui
La historia de mi pasado.
¡Valor, Juan! ¡mucho valor!
La abri... y el alma me duele,
Pero, ¡qué bonito huele!
¡Huele à juventud y amor!

¡Qué cinta! ¡color de cielo! Ésta me la dió Maria...
¿Y este rizo? es de Lucia...
Este moño de Consuelo...
Esta pulsera de Elena...
¿Trenza rubia? de Belén,
¡Un broche! no sé de quien...
¿Y esta flor?... de Magdalena.
¡Una liga!... ¡Qué demonio!
Se cayó... la recogí,
Y por esta liga di
Palabra de matrimonio.
¿Si será un impedimento
Oue me causará querellas?

¿Si será un impedimento

Que me causará querellas?

Fué una palabra de aquellas

Que pronto se lleva el viento.

¿Y esto?... ¿ qué es esto, buen Juan?

Y dice muy claro: Inés.
¡Ah! ya recuerdo, esto es
Un pedacito de pan.
Ardiendo en dulce pasión
Lo quité de su boquita,
Pues le dije: « Palomita,
Dale pan à tu pichón ».

¿Y este papel tan doblado Y tan pequeño á la par? Vamos... debe de guardar Algún tesoro sagrado. ¡Jesús! ¡qué barbaridad! ¡Qué cosas hay en la tierra! Este papelito encierra Las uñas de Soledad. Una vez se las cortó Estando junto de mi. « ¿ Me das los recortes? » — « Si ». Y vamos... que me los dió. Y esto lo grave no fué, Que en amores no hay reproche, Lo grave fué que esa noche Estos recortes besé; Les llamé i prenda sagrada! Los oprimi sobre el pecho Y al estar solo en mi lecho Los puse bajo la almohada. ¿Cómo se pueden hacer

Ciertas cosas? ¡Yo lo ignoro!
¡Quién guarda como tesoro
Las uñas de una mujer!

Aquí hay otra prenda; horror!
No me atrevo ni à mirarla...
Pero es justo disculparla.
¡Qué historias tiene el amor!

Tuve en mi mejor edad
Una novia... y va de cuento...
Imbécil de nacimiento
Y cursi de calidad.

Para pintarla diré, Que escribió (¡ por Belcebú!) Corazón siempre con q Y Juan ¡ qué dolor! con g.

De su amor en el afan Teniéndolo por buen uso, « Mi cuerudo Guan », me puso, Por poner: « Querido Juan ».

Tenía unos pies la hermosa Tan pequeños á mi ver, Que los podía esconder En el cáliz de una rosa.

No eran pies, eran jazmines,
Y yo, su amante ferviente,
Quise darle por presente
Un par de ricos botines.
La medida le pedi;
Al oirme se asusto,

Cien veces dijo que no, Pero al fin dijo que sí.

« Mi cielo, mi amor, mi viaz La dije, yo era un bendito, Escucha, yo necesito Que tú me des la medida. »

Y dejándome perplejo El ángel de mi ilusión, Me arrojó por el balcón Por muestra ¡ un zapato viejo! Juzgando el presente, grato,

Con amor lo levanté
Y... ¡qué digo!... hasta besé
Aquel maldito zapato.

Ella me lo entregó ya Roto, horrible, desmembrado... Pero es cierto... lo he besado Y fué un crimen... Aquí está.

Un guante color marrón! El hecho no está distante, Es una historia este guante De cierta equivocación.

Lola, una fresca amapola, Que del mundo en los horrores Nunca quiso ser Dolores Y gozaba con ser Lola,

Llena de gracia y dinero Iba en un landó imperial Con su mamá, que era iguai A un rudo carabinero.
Siempre al despuntar la noche
En aquel coche salía
Y à su puerta me ponía
Para ver salir el coche.

Así esperándola ufano, Al pasar cerca de mí Sacaba la mano... así... Y yo besaba su mano.

La madre al fin lo notó Causándole gran disgusto; Se propuso darme un susto Y los lugares cambió.

« Ahora aqui te has de sentar »,

« No, mamá, voy de este lado ».

« ¡No, niña, te lo he mandado!

¡ Qué no! cambia de lugar ».

Y cuádrele ó no le cuadre La niña el lugar cambió, Y sin chistar ocupó El asiento de la madre.

Esta, ¡ proceder villano!

Abusó de mi inocencia

Y sacó con indolencia

Al verme su antigua mano.

Yo, juzgando regla fija Lo que estuve obedeciendo, Besé la mano creyendo, La verdad... que era la hija.

Mas la beso — y joh dolor! Esa mano perfumada, Me larga una bofetada Con tal fuerza y tal rencor Que yo que amante y sencillo Busqué un placer, no un agravio, Senti desgarrado un labio Y fracturado un colmillo. « ¿Conque así me pagas ya El amor que te ofreci? » Y me dijo: « Yo no fui, Preguntalo á mi mamá ». Después perdonó el amante La ofensa que recibió; Y ella turbada me dió Como recuerdo, este guante. El mirarlo no me alegra. ¡Es una memoria impura! ¡Como que sué la armadura De la mano de mi suegra! ¿Y este clavel? fué Raquel Una Raquel casquivana La que me dió una mañana Este precioso clavel. Ya está seco y sin perfume Como el alma de esa ingrata; El tiempo todo lo mata, Lo deshace y lo consume! Pero el recuerdo está impreso:

Muy cara esta flor pagué, Cada pétalo cambié... No lo digáis...; por un beso! Ella que casada está, Cuando me encuentra en la vida Se hace la desentendida Y no me conoce ya.

Y yo le digo: Raquel, Todo muere en el olvido... ¡Si supiera su marido La historia de este clavel!

Aqui hay violetas, poetas; ¡Quién su símbolo no expaca! ¿Al fuego?... no; á la botica, Para infusión de violetas.

Esta cruz me la dó Luz Cuando yo en amor deshecho La dije: Quiero en tu pecho Besar devoto esa cruz.

Y con gran franqueza os hablo, Mientras mi amor se mantuvo, Os lo juro: siempre estuvo Detrás de esta cruz eldiablo.

Luz era joven y bella,

Mucho la quise y me amó,

Ella al diablo se entregó

Y otro ¡se casó con ella!

¿Y esto?... duerme corazón

Sobre tan frescos laureles,

Prendas, cabellos, papeles, ¡Yo soy vuestro Salomón!

Hay mil cartas y à fe mia Lo juro sobre mi honor, Que todas sienten amor Y ninguna ortografia.

En mi edad ardiente y loca Avida de mil placeres, Yo buscaba en las mujeres Ojos, mejillas y boca.

Cada novia era un Edén Y un encanto celestial; Todas me escribieron mal Pero me besaron bien.

Y yo las amé por eso, Tal vez cometí un dislate, Pero cada disparate Lo castigué con un beso.

La ignorancia así se premia Y así se alcanza un placer... ¡Al cabo nunca he de ser Un miembro de la Academia!

Pero no hay que pensar ciego En tal cosa à tales horas; Prendas y cartas traidoras No hay remedio ¡al fuego! ¡al fuego!

Ya el alma no diviniza Vuestra extinguida pasión, Seréis como la ilusión; ¡Nada más humo y ceniza!
Fué ayer vuestro santuario
Mi pecho, bien lo sabéis,
Mas no importa, hoy arderéis
¡En honor del Diccionario!

Cariño escrito con, q
Ni me vences ni me matas;
¡No conozco á las ingratas
Que ayer me hablaban de tú!
Todo io debo olvidar,

Por nada debo sufrir Y ya me voy á vestir, Pues ya me voy á casar.

La mujer que yo he elegido No tiene tacha, à mi ver; He buscado una mujer... Digna de tan buen marido.

Es muy chiquitina... asi...

Con un rostro encantador,

Y con un nombre: ¡Leonor!

Y con una alma ¡ay de mi!

Me ha pescado en duras redes,

À mi que hui à más de cuatro... À veces viene al teatro...

¿ No la conocen ustedes?

He oido cierta expresión Como quien mete un embrollo... Fué... no me engaño... aquel pollo De abajo de aquel balcón. À ver que cosa le achaca À mi encantada presea... ¿Qué dicen en la platea? ¡Ah! ¡ por aquella butaca!

Pues señor, es buena fiesta, Que me pone en gran temor... ¡Si le habrán hecho el amor Los señores de la orquesta!

¡Qué dicen! ¡qué! ¡voto al cielo!
Saben algo... à ver... en fin...
¡Me mira el primer violin!
¡Se me esconde el violoncelo!

¿Quién habla? ¡ por vida mia! Padezco tormentos fieros ¿ Hay risas en los terceros? ¡Ah no! ¡ fué en la galeria!

Y crece mi pena fiera; Ya no me caso ¡ay de mi! Si ya murmuran aqui... Después ¿qué será por fuera?

Ya di palabra y no es vana: Faltar será una locura: ¿ Y qué va à decir el cura Cuando me espere mañana?

Pues que esperando se quede, Su oficio à esperar le obliga; ¿Y qué va à decir?; qué diga Misa cantada si puede! ¿Me caso ó ya no me caso? Á todo estoy decidido,
El caso es comprometido;
Diga usted... ¿daré ese paso?
¿Usted es casado?... Amén;
¿Y le va á usted bien? Me alegro.
¿Y tiene usted suegra y suegro?
Pues señor, está muy bien.
La empresa es muy arriesoada

La empresa es muy arriesgada
Y à vuestra opinión la dejo.
Señores dadme un consejo
Envuelto en una palmada.
Si harto aplaudis, sabré yo
Lo que debo hacer aquí;
Mil aplausos dirán si...
Y otros mil más dirán no.
Aplaudid hasta de vicio
Que así las fuerzas recobro
Y por aplaudir no cobro

(Teion.)

En noche de beneficio.

# ÍNDICE

|                                              |   |   |   |   |   | Págs. |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| CARTA AUTÓGRAFA DEL AUTOR                    | • | • | • | • | • | VII   |
| CANTOS DEL HOGAR                             |   |   |   |   |   |       |
| Dedicatoria                                  |   |   |   |   |   | 3     |
| A Juan de Dios Peza, soneto de J. Blengio    |   |   | - |   |   | 5     |
| Á Juan de Dios Peza, soneto de J. Rafael Fra |   |   |   |   |   | 6     |
|                                              |   |   |   |   |   | *.    |
| Mi padre                                     |   |   |   |   |   | 7     |
| A mis hijas                                  | Ĭ |   |   |   | ٠ | 10    |
| A mi hija Concha                             |   |   |   |   |   | 13    |
| Fusiles y munecas                            |   |   |   |   |   | 16    |
| Mi mejor lauro                               |   |   |   |   |   | 20    |
| César en casa                                |   |   |   |   |   | 24    |
| Mi hija Margot                               |   |   |   |   |   | 27    |
| Bebé                                         |   |   |   |   |   | 30    |
| Reyerta infantil                             |   |   |   |   |   | 33    |
| La velada                                    |   |   |   |   |   | 37    |
| Venid los tres                               |   |   |   |   |   |       |
|                                              |   |   |   |   |   | 43    |
| Cambio de nombre                             |   |   |   |   |   | 45    |
| Mi oasis                                     | • | ٠ | • | • | • | 48    |
| Mi talismán                                  |   |   |   |   |   | 49    |
| Este era un rey                              |   |   |   |   |   | 51    |
| culto del abuelo                             |   |   |   |   |   | 55    |
| Patria                                       | • | • | • | • | • | 60    |
| El gran galegto.                             | _ | _ |   |   |   | 68    |

| Pa                          | gs. |
|-----------------------------|-----|
| mi primogénita              | 71  |
| as bodas                    | 72  |
| uegos del alma              | 75  |
| En el cielo y en la calle » | 76  |
| I primer paso               | 83  |
| on mis hijos                | 85  |
|                             | 88  |
|                             | 91  |
| Ioche Buena                 | 94  |
|                             | 100 |
|                             | 103 |
|                             | 106 |
|                             | II2 |
| feditación                  | 115 |
| léjico y España             | 118 |
|                             | 122 |
|                             | 123 |
|                             | 124 |

# ROMANCES, LEYENDAS Y TRADICIONES

| El tornito de Regina                          | . 129 |
|-----------------------------------------------|-------|
| El prisionero de Papazindán                   |       |
| Primero es la Patria                          |       |
| Los fueros del valor                          | . 194 |
| La heroína del dolor                          |       |
| El canje de prisioneros. — Los dos padres     | . 216 |
| El canje de prisioneros. — Belgas y mejicanos | . 230 |
| Maximiliano                                   | . 240 |

| ·                                     |       |
|---------------------------------------|-------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ligs. |
| La pierna de Su Alteza                | 250   |
| Ni el nombre ni el oficio             | 257   |
| El Centinela                          | 262   |
| A los alumnos del colegio militar     | 268   |
| La Corte Marcial                      | 273   |
| Xochiapulco                           | 280   |
| Heroísmo mejicano                     | 288   |
| Los mártires de Uruápam               |       |
| MONÓLOGOS                             |       |
| Tirar la llave                        | 307   |
| Recuerdos de un veterano              | 319   |
| En visperas de la boda                |       |

